# INVENCIF TA CASTELLAN DE DON JOSEPH DE CAÑIL

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.

Don Alvaro de Castro. Alamir, Rey de Arjona. Diego Perez de Vargas. El Rey Don Fernando. Don Alonso de Meneses, barba.

\*\* Escarpin, gracioso. Isabel, graciosa. \* Tarif, Moro. Damas.

\*\* Luquete, 2. gracisso. Soldados Christianos.

\*\* Doña Ines de Meneses. \*\* Soldados Moros.

\*\* Musica

\*\* Dona Ines de N. \*\* Dona Violante. \* Music:

#### PRIMERA. JORNADA

Salen Doña Ines, y Isatel. Inès. Què me dices, Isabèl? Isab. Esto que te digo es cierto, ò es Don Alvaro, señora, y Escarpin su lacayuelo el que le acompaña, aunque en trage estèn tan diversos, ò yo quemarè mis libros. Inès. ¡Ay Isabèl, como creo, que pretendes con mis dichas adular mis sentimientos! no burles mas de mis penas. Isab. Què es burlar? soy muger de esso? Ines. No sè què hiciera Isabel (pero que es en vano pienso) para salir de la duda. Isab. Mi amo, señora, el buen viejo, està fuera? Inès. Esta mañana, con exquisitos misterios, mas temprano que otros dias se me despidiò, diciendo, que à negocio que importaba à los dos, y sabria luego, iba. Isab. Mas que bolver quiere ap. al tema del casamiento.

Inès. A buena hora, y mas con la nueva que me dàs::- ¡hà Cielos, si fuesse una vez de un triste verdad la dicha! Salen Don Alvaro, y Escarpin al paño. Alv. Supuesto que vì salir à su padre, entrame, Escarpin, siguiendo. que abierta he visto la puerta. Escarp. Por esso se zampa el perro: mas cuidado, no salgamos con una costilla menos cada uno. Aiv. Aunque Don Alonio llegasse, Escarpin, à vernos, nunca me ha comunicado, pues èl la guerra siguiendo, y yo la Corte, jamàs me ha visto, con que no temo me conozca. Inès. Pues Violante retirada en su aposento està, y no es hora que venga mi padre, Isabèl, tan presto, llama à esse Moro, que asirmas que es Don Alvaro, saldrèmos de la duda. Llega Alv. ?Para que,

querido adorado dueño, te ha de costar un cuidado, wien no merece un recuerdo? uè mandas que llamen que con el deleo, la, de tus soles los incendios? de mi!) que estoy de tu pecho, Lar que me llamen, echado menos. -Ja::- Ines. Ay Alvaro mio, poco, mi bien, te debo, ses despues de tanta ausencia, quexas me vienes pidiendo! mas bien haces en pedirlas, porque de ti tantas tengo, que sin que à mi me hagan falta, darte las bastantes puedo. Tù en trage de Moro! tù de esta suerte! ya rezelo, no se aya vestido el alma de los resabios del cuerpo, trayendo infieles al verme el disfràz, y el pensamiento; mas mientras dura la duda, perdoname, que no acierto à no celebrar mi dicha: dame los brazos. Alv. Y en ellos una, y mil veces el alma. Escarp. Acaben, pese à mi abuelo, y no anden en pataratas. Isab. Escarpin, toca essos huessos. Escarp. Calceta del corazon, que al hilo de mi deseo, menguandole las fatigas le has crecido los contentos, abraza, y aprieta. Isab. Hermolo vienes de trage, y de gesto. Escarp. Fui Christiano, y buelvo Moro, por cierto acontecimiento, que fue renegar preciso. Isab. Renegar? Escarp. Si, quando menos, mas fue de quantas borrachas ha criado el univerlo, como tu. Isab. Ha picaro infame! Alv. Son tan varios los luceslos de mi delecha fortuna, Inès, que sin mucho tiempo

no es possible referirlos; solo lo que decir debo, es::- Ines. Aguarda: Isabèl mia? Isab. Señora? Ines. Ponte en acecho en essa puerta, por si alguien de casa viene à este puesto, y cierra essotra. Isab. Està bien. Ines. Aora seguros nos vemos, mi padre tardarà un rato, y yo por falir de immensos temores, desconfianzas, (y aun no sè si diga zelos) determino tus disculpas oir. Alv. Pues yo, Inès, me huelgo, que al milmo tiempo me alivio, te latisfago, y me quexo. Isab. En tanto que ellos lo parlan, hablemos los dos. Escarp. Hablemos. Alvar. Ya labes, hermola Inès, que avrà seis anos y medio, que por mi bien, y mi mal te vi una tarde en Toledo: Por mi bien, pues desde entonces (sì bien que cautivo, y prelo) tan gustosamente animo, tan dicholamente anhelo, que idolatrando en los lazos los que nunca juzguè yerros, por todas las libertades no trocara el cautiverio. Por mi mal, pues declarado contra mi el destino adverso, me hizo padecer injurias, lustos, pelares, rezelos, temores, desconfianzas, fatigas, anlias, tormentos, y en fin aufencia: no mas, que en solo esta voz comprendo quantas explique, y sobraran à averla dicho primero. Fue la tarde que te vi, una, que al comun passeo baxaste à conseguir triunfos, para repetir desprecios; à que descuidado yo del no prevenido rielgo, baxè en un bruto alazan, tan docil, y tan sobervio, tan humilde, y tan altivo,

que à la obediencia del freno, y al aviso de la espuela, tal vez galan desmintiendo, aun lu movimiento milmo con su tardo movimiento: Las arenas de la playa estampandose en el pecho, parece que con los brazos ya baxando, y ya subiendo, en la bruñida herradura iba debanando el viento; y tal vez, quando le quile violentar con el precepto, rayo de si despedido, fin dar distinction, ni tiempo, partir, correr, y parar docil, veloz, y perplejo, aun los que mas le miraron, le miraron, no le vieron. Hallète à tì, dueno mio, sentada en el margen bello, verde cenefa del Tajo, cuyos mirtos corpulentos eltàn las aguas ravando, y estàn las ondas lamiendo. Flora del pensil hermoso, Ceres del florido imperio belaban tu ayrola falda los rolas que produxeron de tus ojos los descuidos, bien que mirandose en ellos, si à las luces animaron, à los rayos fallecieron: propio exercicio del Sol, que la flor que en el bostezo del Alva brotò dormido, despues marchita despierto. Paròse al verte el cavallo, què mucho, si pasmò al dueño, pues obrò con tal violencia en mi atencion esse objeto, que trasladado al sentido, palsò al corazon tan prelto, que antes que yo à prevenirlo, se adelanto à posserlo: con que quando para hablarte bolvì à cobrarme à mi centro, notè el corazon tan otro, como tenerle antes de esto

libre de qualquier dominio, y hallarle despues sujeto, tanto, que dudando si cra aquel corazon el melmo, que antes tenia, intentè arrancarle de su assiento, viendole rendir cobarde; mas bolvì à mirarte luego, y por la buena eleccion le perdone el rendimiento. Referirte quan rendido te llegue à hablar, quan severo tu ceno me respondio, que no obstante fui siguiendo tu coche al llegar tu padre, y las antias, los extremos, las finezas, los suspiros, los pesares, los desvelos, que me costò conseguir una piedad de tu afecto, es esculado, Inès mia; pues si referido dexo lo que labes, es por solo endulzar con este acuerdo la amarga historia, de tantos pesares como padezco: y como quien usar quiere de un fuerte medicamento, luele tomar prevenido con que templarle primero, alsi yo con los passados gustos, dichas, y contentos, la memoria de mis penas templar un poco deseo; que sin esta prevencion, no sè si tuviera esfuerzo para padecerlas juntas, quando juntas las refiero. Y assi dirè solumente, que mis ansias, mis obsequios, mis finezas, mis cariños alcanzaron, y pudieron deberte alguna piedad al principio, atencion luego; y en fin honesto carino: ( dexame referir esto, que parece que lo gozo el instante que me acuerdo) pero como en el amor

4

(ay hermofissimo dueño) no ay momento sin zozobra, ni ay instante con sossiego: embidiolo de mis dichas, como si para otros pechos le hiciera falta el placer, que estaba yo posseyendo, quilo robarmele injusto; y por un estraño medio se valiò de la fortuna, que aunque siempre han sido opuestos, de perseguirme los dos mano, y palabra se dieron. Con Diego Perez de Vargas, un Infanzon Cavallero, hijo de Don Mendo Vargas, quien oy tiene el valimiento del Rey Fernando en Castilla, por un estraño sucesso (callare, que fue accidente de amor) tuve cierto encuentro; y como siempre mi Casa, por dependiencias, y feudos de la Casa de los Laras, siguiò su partido, haciendo el Rey contra mi, y los mios razon de estado sus zelos: se declaro contra mi, ayudando à su pretexto de Don Mendo el odio injusto, con que en parage pusieron mi lealtad, de que por no mirarme ultrajado, y preso, ( porque solo con mi muerte vencerà Fernando el ceño) à los Moros me passasse, que es el asylo postrero de la Nobleza de España en estos miseros tiempos, donde se tiene à refugio, y no à traycion este medio. Què presto (como antes dixe) entran las penas! què presto aquellos passados bienes : presentes males se hicieron! Pues un infelice dia, que en los espacios amenos de un jardin te esperè, Inès, triste, asligido, y suspenso,

para darte esta noticia, te vi entrar (ò lance fiero!) tan risueña, tan hermosa, con tal gala, y tal asseo, con tal donayre, y tal brio, que dixe à mi pensamiento, ò como se vè que estoy cerca, en mi destino adverso, de perder mi bien, pues nunca me ha parecido tan bello: Notaste tù mi tristeza, y porque mi sentimiento fuesse mayor, tus caricias mas que nunca se excedieron; Batallaba el dissimulo con el cuidado allà dentro, hasta que ya el corazon, vencido de tanto peso, por los ojos exprimido, me hizo en lagrimas deshecho; pronunciar de mi partida el infelice decreto. Robò el susto à tus mexillas el roxo esplendor sangriento, de tal suerte, que los dos quedamos mudos à un tiempo. Pero el natural valor, que siempre fue adorno excelso, de tu corazon vizarro, venciò tu temor, diciendo: Alvaro, siendo tu honor el que se halla de por medio, primero es èl : yo, à pesar de mi vida, te aconsejo sigas el rumbo que el hado destina al influxo nuestro. Mas pues es fuerza ausentarte; (aqui las lagrimas fueron) toma, llevate (dixiste) esta prenda; y desprendiendo del muelle un retrato tuyo, me le diste, que oy conservo entre mis alhajas, como idolo à quien doy inciensos: Puse la rodilla en tierra, y mil veces prometiendo. ser tuyo, à pesar de quanto fuesse oposito à mi intento, la besè, y banè con llanto

tu blanca mano: mas esto, mejor es no referirlo, que es bolver à padecerlo. En fin, dexando à Castilla, me parti à Arjona, y sabiendo. mi arribo el Moro Alamir, me recibiò tan contento, que delde el primero dia arbitro soy de su Reyno. Ausente, y triste me hallaba, quando supe que el Govierno de Martos, esta Frontera, de sus servicios en premio. à Don Alonso Meneles tu padre (Inès) le ofrecieron; que el aceptando, venía con su familia, y sus deudos : à servirle, aunque à Violante (causa del passado empeño con Diego Perez) no supe li tambien traia: Yo viendo, quanto piadola mi estrella, ya que vencida à mi ruego , no me daba los alivios, me acercaba los confuelos, me arroje à venir à verte oy, pues fronteriza siendo esta Plaza, que à los Moros admite para el comercio de comprar, y vender, era possible mezclarme entre ellos. De aqueste disfràz vestidos pudimos llegar à tiempo Escarpin, y yo, de aver visto el norte que deseo, la dicha por quien suspiro, el iman por quien anhelo, el sol à quien idolatro, la imagen que reverencio; por quien las passadas penas. las fatigas, los tormentos, los lustos, las amenazas, las deldichas, y los rielgos, ion venturas, son favores, ion alhagos, son remedios, son delicias, son placeres, ion gustos, y ion contentos: pues en mi bien, y mi mal, tienes, Inès, tanto imperio,

que no ay bien si no te miro, que no ay mal quando te veo. Inès. Alvaro, aunque sea forzoso::-Isab. Señora (ay de mi!) Inès. Què es esso? Isab. Que lenor mayor::- Ines. Acada. Isab. La escalera và subiendo. Esc. Ira de Dios! Alv. Què he de hacer? Ines. Retirate à este aposento, que èl entrarà, y à lu quarto passarà al instante. Isab Presto, que sube. Alv. Ven, Escarpin. Escarp. Que và que nos pilla el viejo, y nos dà una zurribanda! Escondense. Sale D. Alonf. Isabèl, vete allà dentro. Alv. Oye desde aqui. Esc. Ya escucho. Isab. Secretico? ni por pienso, sin passar por mi aduana. Se retira. Alons. Ya, Inès, que solos nos vemos, pues para casos de honor qualquier testigo es un riesgo::-Ines. Què escucho! si viò que entraba Don Alvaro en cala, Cielos! Alons. No es ya tiempo de negarme la verdad, Inès, no es tiempo de andar en necias disculpas buscando estraños rodeos. Alv. Si me vio entrar, Escarpin? Esc. Muy buena hacienda hemos hecho. Alons. Tu has de hablarme claro. Ines. Yo. señor, si, quando: - Alv. Escuchemos. Alons. No te turbes, que no aspiro, Inès, con lo que te quiero decir, à darte pesar. Ines. Buelva à cobrarse el aliento. Alv. No es lo que pense. Alons. Ya sabes, que ha dias que te he propuesto, que intentaba darte estado; pues siguiendo yo el manejo del Militar exercicio, ( à donde nunca tenemos . mas patria, mas domicilio, mas estancia, mas alsiento, que el que nos permite el vario concurso de los sucessos) es un terrible embarazo à un Soldado, y va tan viejo, andar cuidando mugeres, cargado lo mas del tiempo

de vuestras delicadezas; y aunque en ti no ay nada de esso, pues tu pecho varonil (centella en fin de cite fuego) me escusa de mil enfados, lustos, y desabrimientos; no obstante, estàs ya en edad, y es preciso que pensemos, què ha de ser de ti. Alv. Oyes? Escarp. Si. Alv. En què vendrà à parar esto? Alonf. Y alsi, conociendo yo desde que te he hablado en ello, quanto à mi gusto tu gusto està, hija mia, sujeto, te tengo calada ya. Inès. Con quien? Alons. Con un Cavallero, Don Diego Perez de Vargas se llama, quien trae el puesto à esta Plaza por el Rey de mi Cabo subalterno. No fabe èl nada del cafo, porque solo con Don Mendo fu padre de aquesta boda

he tratado los conciertos. Esta mañana ha llegado à Martos, à donde à efecto de recibirle salì tan temprano: solo quiero que sepas, como ha de ser tu elpolo, y que manteniendo tu decoro, no le trates con tu acostumbrado ceno. En essos quartos de abaxo le preven el apolento, hasta que ponga su casa: nada que decirte tengo, que à persuasion sonar pueda, pues tu obediencia contemplo. Solo puedes retirate à ponerte los asseos que soleis, y los adornos; que el, y yo à verte vendremos, y es fuerza parecer bien à quien ha de ser tu dueño. vase.

à quien ha de ser tu dueño. Vase. Inès. Oye: entròse à su quarto. Sale Esc. Por Dios que quedamos frescos. Sale Alvar. Vèn, Escarpin.

Inès. Donde vàs?

Sale Isab. Todo el caso he estado oyendo.

Alvar. Adonde quieres que vaya?

à darte ocasion, y tiempo
de itte à componer, que à quien
espera funcion tan presto
de boda, el embarazarla
ferà un grandissimo yerro:
vamos de aqui. Escarp. Si señor,
que es muy grande atrevimiento
traernos à ser testigos
de bodorrios contrahechos.

Isab. Don Alvaro, escucha, aguarda,

mi bien, mi vida, mi dueño.

Alv. Esso sì, aleve, esso sì,
ensaya en mì los requiebros
que has de decirle à tu esposo,
para quando llegue à serlo:
prosigue, que bien empiezas.

Ines. Claro està que bien empiezo, pues solo tù de mi alma has de tener el imperio: ¿Què importa intente mi padre casarme, si yo primero, que à otro amante dè la mano, sabrè darle sin sangriento à mi vida? Isab. Malos años en quien tal hace por ellos.

Ines. Yo olvidarte? Alv. Si, tyrana; pues que tienen que ver estos engaños, que aora pronuncias, trayciones, y fingimientos, con tener tanto tiempo ha tratado tu casamiento con tu padre, sin aver relistido à su decreto? Y alsi, mejor es me dexes ir, donde plegue à los Cielos, que las nuevas de mi muerte te lleguen, Inès, tan presto, como las de tu mudanza a mi; y pues que no es bien hecho, que sin adornos te halle tu esposo, entrate à ponerlos; y à Dios.

Ines. Oye. Isab. Señor, buelve por aqui. Ines. Escondete presto, Alvaro. Alv. Esconderme yo?

Isab. Si, que ya llega.

Alv.

Alvar. No quiero, pierdase todo, pues nadie respetos guardo con zelos: vamos. Isab. No puedes salir, que te ha visto desde adentro. Todos. Què harèmos? Escarp. Tengan ustedes, que yo he discurrido un medio: dame essa sortija. Alv. Què quieres hacer? Sale D. Alons. Ya, Inès, dexo con la noticia à tu prima muy gustosa: mas què es esto? que Moros son estos? Escarp. Es, jonior, que venir vendendo este sortijo de pedras, entrar los dos acà dentro, porque jonioria llamar: tù querer comprar? Alons. Verèmos; damela: no es mala, Inès. Ines. Si lenor, y yo te ruego la compres, porque ha de ser alhaja muy de mi aprecio. Alons. Què pedis por ella? Alv. Poco; y antes rogarte pretendo no la compres, pues si tiene alhajas de mas provecho, y de mas, gusto, tu hija no podrà echar esta menos. Inès. Si echarè tal, que me falta para acabalar un juego, y estimo por su constancia los diamantes. Alv. Segun esto, no debeis de tener prendas de firmezas; y à esse efecto la folicitais? Alons. Morillo, vienes à darnos confejos, ò à vender tu mercancia? Escarp. Estàr borracho este berro. Alons. Quanto vale? Esc. Treinta elcudos. Alons. Pues toma, y entro por ellos. vas. Alv. Vive Dios, picaro: - Escarp. Tente. Ines. Alvaro, esse sentimiento, si es por quedar prenda tuya en mi poder, yo prometo bolvertela. Alv. Antes, ingrata, puedes feriarla à tu dueño. Inès. Plegue al Cielo:-Alv. No te elcucho.

Inès. Pues tu veràs: - Alv. No te atiendo.

Inès. Que el tiempo:- Alv. No ay tiempo. Sale D. Alonf. Moro, aqui tienes tu dinero. Escarp. Zalamele. Inès. Si tuvieres alhajas de aqueste precio, y de este gusto, no dexes de bolver acà en pudiendo. Alv. Mal podrè bolver, lenora, que ya esperanza no tengo de que sea mi mercancia de valor, ni de provecho; y alsi, los Cielos te guarden. vase. Alons. A fè que es ladino el perro. Isab. Morillo, buelve otro dia, y el bolsillo partiremos de los treinta. Escarp. Si joniora, ves aqui que espalda buelvo. vase. Alonf. Hija, à Dios, hasta despues. vase. Inès: A Dios, señor. Isab. No van buenos los dos danzantes? Inès. Què importa, 11 yo::--Sale Violante. Viol. Buscandote vengo con un placer, prima mia. Ines. Trocadole han los extremos, pues me hallas con un pelar. Viol. Con un pesar? mucho siento no poder acompanarte en tu dolor; mas si es cierto, que dos extremos unidos forman templado un compuesto, de buena gana darà parte del gusto mi pecho, para unirla à tu disgusto, porque con esso quedemos, aunque yo fin tanto gozo, tù sin tanto sentimiento. Ines. Yo te estimo la fineza; mas pues siempre sobra tiempo al pelar, y al placer no, dime la caula primero de tutalegria. Viol. No ignoras aquel patlado fucesso, que à tu cala me conduxo. Inès. Oye, veràs si me acuerdo: Sè, que en poder de tu padre estabas, y aviendo muerço en tu tierna edad, quedaste à cargo de un tio nuestro: Sè, que anhelaban tu mano

los primeros Cavalleros de la Corte, entre los quales dos hicieron mas empeño per conleguir tus favores; que à tu decoro atendiendo, al uno favoreciste no mas, de que el otro ciego, y indignado, vengar quiso el delayre, ò el desprecio, y aguardandole una noche, junto à tu rexa rineron; que saliò uno herido, y que todo este calo sabiendo tu tio, y mi padre, aunque siempre le ignoraron los fugetos de la pendencia, quitarte de la ocation previnieron; y viendo que no podia dexar de darsele empleo à mi padre, de la Cotte distante, à solo el efecto de aufentarie de ella::-Viol.En fin, contigo, Inès, me traxeron, donde, aunque supiste el caso, tu prudencia, y mi silencio jamàs han dado lugar à que lepas quienes fueron los que rineron por mì; pero ya ha llegado el tiempo de que lepas la mitad. Ines. Como? Viol. Como aora melmo mi tio me entrò à decir, que un nuevo huelped tenemos. Viol. No mas: harto me ha dicho con esto;

Ines. No te dixo mas?

pues Diego Perez de Vargas es uno de los sugetos de la pendencia passada. Isab. Oyga el diablo del enredo!

Viol. Y quien fue de mis favores, Inès, el unico objeto: y assi, sabiendo que yo vine à Martos, considero, que à fin de continuar tantas finezas como le debo, aya, prima, pretendido, mas que otro alguno, este puesto:

Y pues le trae mi ventura no solo à este Lugar, pero à nuestra casa, es preciso, para que ocalion busquemos de hablarle, que me acompanes; pues de esta manera puedo correlponder lu fineza, sin deslucir mi respeto.

Ines. Dame, Violante, los brazos; pues bien dixiste primero, que un buen compuesto fabrican unidos varios extremos.

Viol. Por què lo dices? Ines. Porque essa noticia me ha puesto tan de otro semblante, que desde aora te prometo, muy alegre hacer por tì quanto gultares. Viol. Y à esso, què te mueve? Inès. Algun motivo, que labràs. Viel. Quando?

Ines. Muy presto: cuida tu de que te quiera mucho aquesse forastero, que nos importa à las dos. Viol. Essas enigmas no entiendo. Ines. Yo me explicare. Isab. Ya vienen

el huesped, y nuestro viejo. Inès. Salgamos à recibirlos. Viol. Vamos: ¡ò quanto deseo me saques de tantas dudas! Inès. Ven, que despues hablaremos.

Vanse, y Salen Tarif, Alamir, y Moros.

Tarif. Solo estas cartas, señor, y este retrato, han hallado en lu equipage. Alam. Elculado juzgo, que fue mi temor, pues no se encuentra un indicio contra Don Alvaro, que pueda deslucir su fe; y pues passado este oficio, no tengo va que saber, las cartas buelve à dexar Tarif, en aquel lugar, donde no le eche de ver, que nadie las ha tomado: el retrato no le doy, pues de averle visto, estoy tan confuso, tan turbado,

que al contemplar el primor de la divina hermosura, que contiene su pintura, (ò ciega astucia de amor!) motiva en mi tal placer lu perfeccion singular, que da el llegarla à mirar ansia de bolverla à vèr. ¿ Hiciste lo que he mandado? Tar. Ya en el lugar las dexe, de donde antes las tomé. Alam. Viendo que se havia aulentado Don Alvaro, sin licencia mia, llegue à rezelar; y el quererme assegurar me hizo hacer esta experiencia, y vèr sus cartas, por si correlpondencias tenia con lu Rey; (ay pena mia!) pero solo descubrì una apacible traycion, que esta beldad, aunque muda, està labrando sin duda contra mi imaginacion; pues al mirar su belleza::-Tarif. Senor, Don Alvaro viene. Alam. Dissimular me conviene. Sale Alvaro, y Escarpin. Alv. Deme los pies vuestra Alteza. Alam. Los brazos serà mejor Don Alvaro, aunque bien se, que no os merece mi fè, mi confianza, y mi amor, tan estraña novedad, como haveros aufentado, fin haverme cuenta dado, deide ayer. Alv. De mi lealtad juzgo que estais satisfecho, y yo de que juzgaria vuestra Alteza, que seria esta ausencia en su provecho. Alam. En mi provecho? por què? Alv. Porque haviendo yo labido, que vuestra intencion ha sido proseguir la guerra, en fè de que la tregua espirando, os la tiene declarada Caltilla, y con gente armada acomete el Rey Fernando

los Campos de Andalucia; à Martos, esta Frontera, por ser la Plaza primera, ayer passò mi osfadia à vèr si havia novedad, que el proximo rompimiento, que ya muy cercano siento, avisasse. Alam. Aunque es verdad, que acudir à mi defensa le es preciso à mi cuidado, no tengo determinado por donde hacerle la ofensa à Castilla, y divertir à Fernando essa jornada, que intenta contra Granada, de cuyo Rey Alhajir aliado, me es precilo recompense la amistad: mas supisteis novedad, de que importe darme aviso? Alv. No señor, (hà suerte siera! novedad ninguna hallè: ( mas miento, que si encontre, pues una ingrata, una hera, intenta darme la muerte.) Alam. Yo estimo vuestro cuidado. Esc. Yo tambien fui à esse recado. Alam.; Escarpin? pues de esta suerte; fin hablarme? Esc. Aunque soy ruing dadme à besar vuestros pies, pues este, gran señor, es el lugar del Elcarpin. Alam. Còmo os và? Esc. Mil testimonio de gusto doy de contino, mas como aqui falta el vino me llevan dos mil demonios, Alam. No lo permite la ley; que Mahoma lo privo, y alsi no lo bebo yo. Esc.: Pues de què os sirve ser Rey! Alv. Calla, loco. Esc. Es la verdad; à toda la Gloria viera, li dos horas estuviera borracho in Magestad. Pues tocino? Alam. No lo abona Mahoma. Esc. Pues sin tocino un Rey, y fin beber vino, limpiele con su Corona, que yo no la he menester. 1500

Alp. Bien le podeis perdonar. Alam. Id, Alvaro, à descansar. Alir. En igual à disponer à Martos mi buelta voy, para poder mi lamento defahogar tanto tormento. Cielos, què havia de ser oy dueno de Inès mi enemigo! Dios os guarde. Alam. Y Alà à tì: tu, Escarpin, quedate aqui, que tengo que hablar contigo. Esc. Conmigo? Alam. Y solos los dos: llegate aqui. Esc. Que me llegue? Este quiere que reniegue: mala muerte te de D'os. Alam. Bien sabes quan singular afecto te tengo. Esc. Es llano: ay, que el Moro es Italiano, y me empieza à requebrar. Alam. Tù has de guardarme un secreto, y hacerme un gusto. Esc. Està loco? . Si èl se me acerca otro poco, aqueste espadin le espeto. Alam. Conoces este retrato? Esc. De fiero lusto sali: ? no es de Inès? Alam. Acaba. Esc. Si: pero este, con gran recato, Don Alvaro mi señor le tenia;; còmo està en tu mano? Alam. Esso sabrà luego tu cuidado. Amor, bien và sucediendo: Y pues fabes quien es la hermofura, que traslada la pintura, pideme quanto interes el mundo adquiere, y admira, por decirme con verdad, ¿ quien es aquesta beldad? Esc. Hurdireleuna mentira. Alam. Mas mira, que si esta vez me mientes, sin mas tardar, te he de mandar ahorcar. Esc. San Blas me guarde mi nuez: esse retrato es, lenor::-Alam. Ya aguardo à que lo confiesses. Esc. De Doña Inès de Meneles, hija del Governador de Martos. Alam. Y por què, dis

tu amo le tiene guardado? la Esc. Pues lo mas he confessado, no importa mentir aqui: porque son primos, y aora trata mi amo un calamiento à essa dama; y à este intento le embio la tal señora para el novio esse retrato. Alam. Casamiento, estando ausente de Castilla? Esc. Ella consiente, que desde aqui se haga el trato. Alam. Que en Martos, amigo, està esta divina belleza? Esc. La verdad digo à tu Alteza. Alam. Pues nada de mi sabrà tu amo; admite esta cadena, y guarda fiel el secreto, que hacerte favor prometo: (felice ha sido mi pena.) Esc. Cada uno de su bien trate; que aunque en esto à mi señor falte, fuera mucho peor un apreton de gaznate. Alam. Buscarè la causa bella (pues sè que en Martos està) de mi pena: ò feliz ya el rigor, con que mi estrella me reduxo à padecer! Ysi en Don Alvaro veo, que conduce à mi deseo, dèl me tengo de valer; mas si guarda à mi pesar el bien à quien me rendì, guardese Martos de mì, porque la he de ir à abrafar. Vase, y Salen Diego Perez, y Luquete, abriendo dos medias rejas. Musica. O què bien que acusa Alcino, Orphèo de Guadiana, unos bienes sin firmeza, y unos males sin mudanza! Dieg. Pues haviendonos dexado en nuestro quarto, se aparta Don Alonso de nosotros, ya que cae aquessa sala à este jardin, bien podemos, Luquete, à su verde estancia falir. Luq. Sea en horabuena, ya que es tu ventura tanta,

que siendo todo tu anhelo, por estàr aqui tu dama, ve nir à Martos, no obstante de vèr, que te descalabran por ella, el Governador te trae à su misma casa, adonde Violante està.

nieg.? Còmo, Villano, me hablas en que pudo ser mi intento venir à vèr una ingrata, que traydoramente aleve, que enganosamente falsa, por otro amante me dexa, con otro galàn me agravia? Venir à Martos no ha sido mas que obedecer la instancia de mi padre, quien del Rey sacò para mì la plaza de Sargento Mayor de esta Frontera; y pues aunque aya venido à su casa, no es venir à verla, ni hablarla, en tu vida me hables de esso.

Luq. Callarè como una estatua;
y pues que de otra materia
se ha de hablar, ¿ estas que cantan
quienes son? Dieg. De Doña Inès
scràn, sin duda, criadas;
vèn por este lado. Luq. Voy. Vanse.
Salen Violante, Inès, y Isabèl.

Inès. Pues fuera de casa se halla mi padre, y tu tio, y es de cumplirte la palabra que te dì, buena ocasion; porque veas quan empeñada estoy en que el forastero te sirva con vida, y alma, llega à hablarle, que yo voy à guardarte las espaldas, y à hacer que canten, porque se diviertan los de casa: vèn, Isabèl. Isab. Vamos, que no sirve quien embaraza.

Viole: Quien creyera, que siendo esta la ocasion que deseaban con mas ansias mis finezas, la estèn temiendo mis ansias?

Music. Pulsa las templadas cuerdas de su cytara dorada.

Salen Diego Perez, y Luquete.

Luq. Què hermoso jardin! Dieg. En èl,
ya las flores, ya las plantas
rejuvenecen matices
de purpura, y esmeralda;
mas què miro! Viol. A mì se acerca;
dudosa muevo la planta.

Luq. Señor, buelve alli los ojos, veràs la mejor estatua del jardin. Dieg. Dissimular serà mejor, sigue, y calla.

Viol. O no me ha visto, ò no quiere hablarme. Luq. Hermosas, y usanas estàn las slores. Dieg.: Què importa, si toda essa pompa varia es ultrage de la noche, si sue ostentacion del Alva, y ni es primor, ni es belleza, ni es dicha, la que se halla sujeta al ciego accidente de intempestiva mudanza? Luq. A tì te lo digo, hijuela. Viol. Conmigo parece que habla. Music. Y al sòn desata los montes, y al sòn enfrena las aguas. Dieg. Sigue esta senda. Viol. Ha señor

Dieg. Quien me llama?

Viol. Quien creyera

no verse tan desayrada,

que vos por ningun motivo

le bolviesseis las espaldas.

Dieg. Decis bien, que pues ha

Don Diego Perez de Vargas.

Dieg. Decis bien, que pues ha lido, o cobardia, ò infamia, bolverlas al enemigo, quando no tienen mis anlias mayor contrario que vos, debo esperar cara à cara. Què mandais? Viol. Antes que os hable en essotras circunstancias, vos seais muy bien venido.

Dieg. Y vos estèis bien hallada:
¿ quereis otra cosa? Viol. Oid.

Luq. Anden, y tenganse, vaya.

Viol. Bien sabeis quantas finezas
me debeis; si mal pagadas,
digalo el vèr quan mudado
os tiene mi ausencia. Dieg. Aguarda;
que no puedo sufrir, que

B 2

lien-

siendo la que estès culpada, te empieces à quexar tù, aleve, engañosa, ingrata; ; Sabes que estuve seis años hecho amante falamandra de la luz de tu belleza? ; Sabes que siempre me hablabas de noche por una reja, y que yo, en la confianza de que à muger como tù solo un objeto le basta, continuaba en mis cariños, hasta que una noche (hà falsa!) encontrè à tu reja un hombre, que al llegar à tu ventana, me dixo: Nad'e à este puesto offa llegar, que no salga escarmentado, pues del le despejare à estocadas? ¿ Que renimos; que la suerte le diò (hà aleve!) la ventaja de que me hiriesse, y que supe que era el que te galanteaba Don Alvar Perez de Castro? ¿ Que haviendo passado à casa de su tio, ni buscaste ocasion, forma, ni traza de latisfacerme, y que le ausentò despues Don Alvar, quizà porque ya labia, que tù despues te ausentabas, y quito leguirte? Pues què cautelas ideadas, contra tales evidencias tienes? Viol. Verdades del alma; pues plegue al Cielo::-

Dieg. Ay! ; al Cielo ya por testigo me sacas? esso es viejo. Viol. Darè quexas, publicando à voces altas mi verdad. Dieg. Huirè de oirlas.

Lug. Buena anda la zalagarda. Viol. Quien creyera :: - Dieg. Yo lo creo. Viol. Que yo pude::-Dieg. En vano tratas fatisfacerme.

Salen Isabèl, y Inès.

Inès.; Què es esto? què voces son estas? Dieg. Nada, fenora. Viel. Mucho, Inès mia;

y pues que capàz te hallas de todo, ya que no quiere olrme (pena tyrana!) Don Diego, escuchete à ri; tù, prima, le desengana de lo que lloro en su ausencia, lo que siento por su causa. Salen Escarpin, y Don Alvaro.

Esc. Ya que por la puerta falla del ardin, el lardinero, dandole quatro de plata, y diciendo, que querias vèr el Jardin, nos diò entrada; ¿ à què es, hombre del demonio esta venida? Alv. A que nada quede en mi de una alevola; y ya que el retrato falta del sitio en que le tenia, ius papeles, y fus cartas la traygo, à que de una vez ella, y sus reliquias salgan de mi pecho. Esc. Si supiera del Moro la pampringada.

Alv. Pero espera : ella està alli con Diego Perez de Vargas hablando; (hà infiel!) escuchemos; ocultos de aquestas ramas.

Musico: O que bien canta su vida! quan bien llora su esperanza! Inès. Mal pagais una fineza

tan constante, y tan hidalga. Dieg. Quando de agena traycion he aprendido, en imitarla,

de otro es la culpa, y no mia; Inès. Yo no he de ir desayrada: vos haveis de profeguir en las finezas passadas, por mi. Alv. Què escucho!

Dieg. Con zelos ya no ay finezas que valgan.

Ines. Se os darà latisfacion; y si no viereis que basta, no hagais lo que os pido. Alv. Cielos!

èl la pide zelos::- Esc. Tapa. Alv. Y ella dà fatisfaciones. Esc.: Y no vès à la picaña de Isabelilla, con el famulo, hacer pataratas?

Aqui de mis zelos. Dieg. Todas

effas

essas disculpas son vanas; y assi hasta que por mis ojos vea que le delengañan mis zelos, no podrè hacer, señora, lo que me mandas: vèn, Luquete. Lug. A Dios, querida. Vanse. Isab. A Dios, mi bien. Esc. Hà picaña! Inès. Oye, espera. Sale Alvaro. Para què le detienes, y le llamas? vè tras èl, que como dices no has de quedar desayrada. Inès. Alvaro, tù aqui? Alv. Sì, aleve, à traerte con dos caulas (una, à aquella cruel duda, y otra, esta evidencia clara) tus cartas, y tus papeles, gues inutiles alhajas son en quien pierde à su dueño. Inès. Advierte, que yo si hablaba con quien vistes::-5 . 1 Sale Violante.; Inès mia, hablaste por mi en mis ansias à Diego Perez? Alv. Què elcucho? Ines. Si. Viol. Pero, ay Cielos! Ines. Aguarda. Viol. Què he de aguardar, prima mia? deten, deten à Don Alvar, no me siga, que esse sue quien rino con Diego Perez; y sabiendo que aqui estaba, fin duda à buscarme viene: y pues no le di esperanza jamàs à su amor, que à tal atrevimiento bastàra, antes que à essotro le vea, dile, (ay de mi!) que se vaya. Ines. Con que essotro amante tuyo, que hasta aora me ocultabas, es D. Alvaro? Viol. Sì, Inès. Alv.: Havrà luerte mas infaulta? Inès. Buenos estamos. Esc.: Con otro, gestitos? Isab. Ay! Esc. Rasca, rasca. Ines. Señor Don Alvaro, ya vè usted lo que se me encarga; usted se buelva, y no enoje la hermosura que idolatra.

Alv. Si harè, mas serà à no vèr,

que tù con otro te casas. Inès. Hà traydor, que al vèr tu culpa buelves corrido la espalda. Alv.; Hà aleve, que al vèr mi agravio, porque no hable, te adelantas. Inès. Que tu eres el que reniste por Violante à cuchilladas! Alv. Que tu eres quien de tu amor con Diego Perez tratabas! Inès. Ella te diò el desengaño, pues preguntò, si reparas, que si havia hablado por ella, y por ella hablè. Alv. No es mala la disculpa, aunque es antigua, pues siempre ay prima, ò hermana à quien echarle la culpa. Inès. Aora sì, desengañada, que me irè yo à componer, si la boda se me trata. Alv. Y aora sì, que irè yo à vêr si es tan mudable otra dama. Ines. Ven, Ilabel. Alv. Escarpin, vamos. Inès. Pero aguarda, aguarda; ¿ las cartas, y los papeles, que antes de aora me dabas, aonde estàn? Alv.; Què, me los pides para engañar con tus trazas à otro amante? no ha de ser; engañarme à mì te basta. Buelveme từ mi fortija. Inès.; Querràs mejor emplearla en Violante? no; perdone, hasta que à mì me dè gana 🦠 de arrojarla. Alv. A Dios. Inès. A Dios; y idos à sentir con tantas prendas::- Aly.Que? Ines. No haver logrado de Violante una esperanza. Alv.A quien la quilo por tema jamàs le pudo hacer falta. Vanse. Esc.Y usted, Reyna:: Isab.Y usted, Rey:: Esc.: Se me anda en chancharrasmanchas con otro? Isab. Es mi gusto. Esc. Hà infame! hà traydora! Isab. Hermosa planta. Esc. Si te cojo en el garlito te he de matar à patadas. Isab. Vaya, que es un picaron. Esc. Vaya, que es una borracha. IOR-

# JORNADA SEGUNDA.

Dentro Caxas, Clarines, y voces, y salen Don Alvaro, y Escarpin.

Dent. Viva el valiente Alamir, viva nuestro Real Caudillo.

Alv.: Loco, tù vienes tambien pesaroso, y discursivo?

Esc.; Pues digo, no soy de carne yo tambien? si usted ha visto rezelos en Doña Inès, que le obligan à que el grito ponga en el Cielo, ; què harè yo con tan claros indicios, como vèr, que me retoze un picaro advenedizo mi moza? aunque esso no es lo que mas siento? Alv. Pues què ha si lo?

Esc. No poderla hacer à coces vomitar los higadillos.

Alv. Si tù no fueras tan loco, bien pudiera yo contigo descansar de mis pesares; mas tienes tan poco juicio, que ni esse consuelo el hado permite al tormento mio.

Esc. Como no me hables que dexe de sentir marchito unos zelos, que à la frente ya quizà me havràn salido, discurramos. Alv. Discurramos en tanto que à aqueste sitio el Rey Alamir se acerca, que hacer releña ha querido oy de sus Tropas, con quienes darà à la guerra principio este ano contra Castilla: yo antes de haver conocido à Inès adorè à Violante iu prima, aunque mi cariño jamàs, llegando à obligarla, me diò bastante motivo, viendo à Inès, de amar à Inès.

Esc. Sì, que no eres nada esquivo; y otra, à lo menos es otra. Hà Isabèl!

Alv. Què haces? Esc. Suspiro àcia acà dentro. Alv. Yà buelves à tu locura? Esc. Rey mio, dexeme usted que resuelle, que el zeloso es como el vino, y si tiene ayre el pellejo podrà avinagrarse el juicio.

Alv. Con Diego Perez resì

de noche, y desconocido.

Esc. Y al primer choque le diste

alv. Nada de esto supo Inès, pues sue antes de haverla visto.

Esc. Y aunque la huviesses mirado, huvieras hecho lo mismo.

Alv. Ausentème despues de esto, adonde entre Moros vivo; y sabiendo que venìa el bello norte que sigo à Martos, à verla suì, disculpando mi delirio àcia el Moro, con decir, que sue à inquirir los designios que el Rey de Castilla observa.

Esc. Adonde por tus oidos escuchaste, que su padre la casa con tu enemigo Diego Perez. Alv. En sin, quiere el rigor de mi destino, que estè con Inès Violante, su para que quando advertido llegue à resir su mudanza, no solo no halle camino de culparla, pero que huya del cargo que hacerme quiso.

Esc.: Y antes de aora no pudiste saber que traia su tio à Violante? Alv. No, Escarpin, porque el que me diò el aviso me escriviò, que Don Alonso de la Corte havia salido con su familia, la qual era, quando nos partimos, su hija sola, y sus criados, que despues, segun colijo, traxo à Violante à su casa.

Esc.: Y en fin, què sacas en limpio de todo lo imaginado?

Alv. Que por lo que he referido, oy mas que nunca, me hallo sin esperanza de alivio; pero aunque aventurar sepa vida que tan poco estimo, à pesar de inconvenientes, de amagos, y de peligros, he de vèr si puede mas que el rigor del hado impio la sè de un constante amor; y ya que yo à conseguirlo no llegue, no ha de ser otro dueño del bien à que aspiro.

Esc. Con bolverle à abrir los cascos, arreciando otro poquito, lo conseguiràs en breve: mas sabes, señor, què digo?

Alv. Què? Esc. Que son graves tus penas, mas no montan un pepino comparadas con las mias.

Alv. Como? Esc. Como las que has dicho estàn aun por suceder, mas los zelos que yo gimo, ya estaràn à la hora desta engendrados, y aun nacidos.

Alv. Calta, loco. Esc. Vive Dios, que estoy hecho un cocodrilo.

ha de tenor garbo, y brio de saber estàr zeloso?

Isc. Pues, pregunto, ¿ no se dixo lo de aspides son azules por los Lacayos coritos?

Alv. Por los Lacayos? Esc. Es cierto; pues si andan de azul vestidos, y un hombre zeloso es aspid, aspid azul, es lo mismo, que con zelos un Lacayo, segun dixo un estrivillo.

y es el mayor desatino
que yo haga caso de ti:
mas tente, que à aqueste sitio
el Rey viene.

Fsc. En yendo à Martos he de hacer un barbarismo. Tocan Caxas, y salen el Rey, Tarif, y Moros.

Dent. Viva el valiente Alamir, viva nuestro Real Caudillo. Alam. Don Alvaro? Alv. Gran señor? Alam.: Còmo no haveis assistido à la reseña? Alb. Un cuidado (mejor dixera un delirio) me trae todos estos dias fuera de mi.

Alam.; Pues què ha havido,
Don Alvaro? declaraos:
; no fabeis quanto os estimo,
y la mayor amistad
que os deba el afecto mio
serà no encubrirme nada
que conduzca à vuestro alivio?
¿ què os hace falta en mi Reyno?

Alv. Quando tan colmado vivo de favores vuestros, nada espero, ni solicito, gran señor, pues mas que cabe en la esperanza, consigo: la pena que siento, es un dudoso pesar continuo, que ni aun yo sabrè explicarso, acostumbrado à sentirlo.

Alam. Y vos, Elcarpin, parece, que estais tambien pensativo. Esc. Cada uno està como puede. Alam. Què teneis? Esc. Hallome ahito de unos aspides, y estoy regoldando basiliscos.

Alam. Quien os ha enojado?

Esc. Un diablo

de mal genio, y buen hocico.

Alv. Calla loco; perdonadle,
feñor. Alam. Somos muy amigos
Escarpin, y yo. Esc. Sì, cierto;
¿ piensa usted que necessito
de su favor? Alv. Ya lo veo.

Esc. Aqui, como en qualquier sitio, mas vale, que hidalgo honrado, ser buson entremetido; y assi, si algo se ofreciere, aqui estoy, harto os he dicho.

Alv. Anda, picaro. Alam. Pues hecha la refeña, me es preciso marche el campo, mis intentos, Don Alvaro, descubriros debo, por la confianza que en vuestra se deposito. El Rey Fernando el Tercero de Castilla, ha pretendido fabricar à sus empressas

Trono eterno, Solio invicto de los ultimos fragmentos de nuestro Imperio Mocisco. Bien sabeis, que de Granada tuve ya el ultimo aviso de como aquel Rey, aunque capitulaba partidos ventajosos à Castilla, no quilo Fernando oirlos: y assi siendome forzoso dar favor, prestar auxilio à mi Aliado, romper con Castilla determino. Diez y siete mil Infantes, valerosos, y escogidos, con seis mil ginetes Moros, en mis Vanderas alisto, no siendo lo mas mis Tropas, sino el ser yo su Caudillo. Yo domarè la cerviz de tan fuertes enemigos, hasta que tiemblen mi nombre delde el Betis, hasta el Miño; pues quando no me moviesse la causa que he referido, delagraviaros, Don Alvar, ofreci, y he de cumplirlo. Ya llegò el tiempo, en que vea Fernando, quanto ha perdido en perder un Infanzon como vos, que vuestros brios oy los temerà contrarios, pues no los amò propicios: y puesto que es la Frontera, por la parte que le embisto, Martos, ardan sus almenas al incendio que respiro; y despues, en quanto puedan correr los ginetes mios, todo lo tale la llama, todo lo agoste el cuchillo. Retrocederè valiente à poner à Martos sitio, que estos motivos me fuerzan; aunque si verdad os digo, no ion ellos tanta parte en que siga este designio, que os descubro, como cierto arenesì, cierto delirio,

que (fegun dixisteis antes, hablando en otro sentido) ni aun yo me atrevo à explicarlo, acostumbrado à sentirlo. Alv. Pues què motivo, señor::-Esc. Ay! que quanto yo le he dicho, parla el demonio del Moro. Alv.; Puede turbar el tranquilo repolo vuestro? E/c. Que calle le dirè, si este borrico entiende señas. Alam. Mi pena, de amor, Alvaro, ha nacido. Hace señas Escarpin al Rey de que calles buelve Alvaro, y èl dissimula. Esc. A Dios, el le và de copas. Alv. Què haces? Esc. Quitarme un mosquito. Alam. Una beldad soberana amo, sin haverla visto. Esc. Toma si purga, maldita sca la vida que te hizo. Alv.: Amar sin ver, como es facil? ¿ si ya no es que del oido le valga Amor? y en tal caso, por la noticia, un prodigio podrà aficionar el genio, mas no encender el cariño. Alam. Al contrario juzgo yo, que à un objeto discurrido la retorica dar fuele mas primor con su artificio, que el que pudiera tener realmente, con que es precile haga lo bello mas fuerza imaginado, que vilto. Alv. Bien pudiera responder à tan nuevo lylogilmo, mas no pudiendome dar el triumpho que solicito mas gloria, que la que logro quedando de vos vencido, fuerza es que calle: mas quien es el sugeto divino, que à un Real pecho inquietar puede Esc. Aora parla. (Jesu Christo!) Alam. No es ocasion por aora de que lo sepais, mas fio de quien lois, que una palabra

me darèis si yo os la pido. Alv. Si doy. Alm. Sin saber qual es? Alv. Quien solicita serviros en codo, en nada repara. Alam. Pues es, de que en los designios de mi amor, me ayudarèis constante, esforzado, y sino. Alv. Tenedme por un villano, si no cumplo lo que digo.

Escap. Si el supiera lo que ofrece: en buena estoy yo metido!

Alv.: Quien serà esta dama, Cielos, que ama del Rey el capricho?

alguna Mora serà.

Alam. Oy passarèis vos conmigo à Martos, donde serèis mi Embaxador, y yo mismo os tengo de acompañar, à vèr si con buen partido quiere su Governador dar la Plaza. Alv. No imagino, que el valor de Don Alonso de Meneses à esse arbitrio se rinda: ¿mas à què sin à un riesgo tan conocido, yendo vos, quereis poneros?

Alam. Importa à otros motivos, y yendo vos, como fois pariente (fegun me han dicho) del Governador, podrèis perfuadirle. Alv. ¿Quien os dixo

que yo soy pariente suyo?

Alam. Alguien. Alv. Pues os ha mentido.

Alam. Què decis? pues de una hija

que tiene, vos no sois primo?

Alv. Yo primo? Alam. Miradlo bien.

Escarp. Si señor, por aquel tio, que fue nieto de tu madre, y abuelo de su sobrino.

Alv. ¿Estàs borracho? Señor, quien tal decir ha querido mintiò, que con Don Alonso, ni el mas distante resquicio tengo yo de parentesco.

Alam. Dissimular es preciso, ap.
pues èl dissimula: Yo
lo juzguè assi; à preveniros
vamos, Don Alvaro, y ved
lo que me aveis prometido,

que en llegando la ocasion, aunque os deba algun amigo quererle dar una alhaja, que està solo en vuestro arbitrio, sabiendo yo merecerla, he de ser yo el preserido. Vase Alv. Cielos, què enigmas son estas? Escarpin. Escarp. Señor.

Alvar. Has visto

tal tropèl de confusiones!

Escarp. Es cosa que estoy sin juicio.

Alb. Yo de Dosa Inès pariente!

¿quien serà el que le avrà dicho
tal embuste al Rey? Esc. El diablo;
que como estos son sus hijos,
les cuenta cuentos el padre.

Alv. Vive Dios, que si averiguo quien es::- Escarp. Bien merece dos coces para un panecillo. Alv. Vèn.

Escarp. ¿Y has de passar à Martos?

Alv. Siempre me serà preciso.

Escarp. He, pues descubribse todo;

no doy por mi vida un higo.

Alv. ¡Yo ayudar para un empeño de amor al Rey! ¡no aver visto la Dama, decir que soy pariente de quien no he sido, y passar èl propio à Martos! no entiendo este laberinto.

Escarp. Ni quiera Dios que le entiendas, por los siglos de los siglos.

Vanse, y salen Don Alonso, Don Diegs Perez de Vargas, y Luquete.

Alons. Yo he tenido noticia en este Pliego de lo que el Moro intenta; y assi luego es preciso partais, à que la gente marchando prontamente, le entre el socorro à Martos necessario; que viniendo el contrario tan fuerte, y poderoso, no es razon entregarnos al reposo.

Dieg. Quanto antes partire, pues es precifo, teniendo acà esse aviso, le sepa el Rey, à cuya altiva gloria quizà se le reserva esta victoria; y pues que sus Pendones, seguidos de Christianos Esquadrones, son contra el Moro oy dia catholico terror de Andalucia:

con el socorro, que traer no dudo, quedando en tanto vos à ser escudo de toda esta Frontera; y en sin, mi brazo, que valer espera por muchos, si sulmina en cada amago una invencible ruina, llorarà el Moro su castigo luego.

Alons. Bien lo creo de vos, señor Don Diego, que en sia sois Vargas, y en los Castellanos, mas que dice la voz hablan las manos: ¡alentado es el mozo!

Luq. Ay que no es nada.

Alons. Para mi yerno no me desagrada. Luq. Si al campo salgo yo determinado, de Moros he de hacer un estosado,

pepitoria, almodrote,

carnero verde, chullas, y gigote.

Dieg. Muchos es fuerza que aya de esse modo.

Luq. Yo matarè carniza para todo. Dieg. Ponerme en marcha intento,

aunque no sè si mi agradecimiento partirà pesaroso

de bolveros la espalda, bien quexoso de que en mi me le lleve,

sin pagaros en algo lo que os debe. Alons. Què decis no he entendido.

Dieg. Que me hallo tan de vos favorecido, atendido, hospedado, servido, agasajado, que podia ser suga aquesta ausencia, pues no halla à tantas deudas competencia,

y es fuerza, pues no pago, que huya en tanto que no la fatisfago.

Alonf. Mientras esteis ausente, no pienso yo vivir ociosamente, yo le darè al infiel algun mal rato.

Luq. Ya verà el perro quien se lleva el gato al agua. Dieg. A Dios, señor. Vase.

Alons. Guardeos el Cielo:

Alentado, y galàn es el mancebo: valgame Dios! quando veo estos mozos, se me acuerda de aquella mi edad passada, la ya olvidada sobervia: ¡ò como passau los años! no havia dia que no huviera por mi causa, en el Lugar, dos docenas de pendencias; mas aunque el rayo passò,

no se han muerto las centellas, venga el Moro, y nos veremos. Salen Inès, y Violante.

Inès. Aqui està mi padre: llega Violante, y pues determinas vèr si un resquicio penetras de la intencion de Don Diego, hablale, que yo la buelta darè luego. Viol. Bien està: Señor? Alons. Sobrina?

Viol. Una quexa,

bien que amorosa, me trae dudosa à vuestra presencia.

Alors. Y à no aver venido tù, ya yo buscadote huviera para hablarte en esso mismo; que segun me dàs las señas de quexa, y amor, son unos mi cuidado, y tu advertencia.

Viol. Don Diego Perez de Vargas, aviendo llegado à vuestra cafa, (alsi introducirè lo que mi cuidado intenta) iupe::- Alonf. Que yo le holpedaba; no es assi? y te hizo estraneza traxesse à mi casa un hombre, galan, mozo, y con hacienda, teniendo en ella hermosura, y aver permitido en ella algunas cortesanias con especie de llanezas; pues como sepas callar, y ayudar mi intento sepas, te descubrirè el motivo de que tanto à mi amor deba Don Diego Perez de Vargas.

Viol. Ciclos, ya es otra materia esta: si èl sabe, que sue Don Diego el que mi belleza festejò en la Coste? Alons. Yo presendo en su parentela introducir à Don Diego.

Viol. Sin duda mi dicha es cierta.

Alons. Casarle quiero, Violante,
y ya he tratado esta idea
con su padre. Viol. ¡Avrà muger
de mas venturosa estrella!

Alons. En sabiendo con quien es, yo sè que estaràs contenta.

Viol.

Viol. Si señor: por mì està hablando, ap. y quiere de esta manera declarar su pensamiento. Alons. El tiene muy lindas prendas. Viol. Y tù muy buena eleccion; mas con quien calarle intentas? Alons. Con quien? con Inès mi hija. Viol. Con Inès? Alons. De què te alteras? Viol. De nada: (valgame el Cielo! què he escuchado! yo estoy muerta!) Alons.: No lo he pensado muy bien? Viol. Claro està; pero sabe ella lo que intentas? Alonf. Si, Violante. Viol. Ha traydora! ¿y lo cautela de mì? Y èl, señor, què dice? Alons. Nada sabe à lo hora de esta. Viol. ¿Y vino por esso à Martos? Alons. El vino à su dependencia. Viol. ¿Y quando ha de ser? Alons. Parece, Violante, que estàs inquieta. Viol. Señor, qualquier buen sucesso àzia mi prima, me alegra. Alons. Pues mira, ella viene aqui, no me ha dado la respuesta de lu intencion, ni sè yo si el tal novio la contenta: si se lo pregunto yo, podrà ser que la verguenza le embaraze el responder libremente; y assi, de esta cortina oculto os escucho: quedate tù aqui con ella, y hablala del calo, y puedes (pues eres tù tan discreta) persuadirla à que no intente perder esta conveniencia. soy de mis zelos tercera.

Viol. Si harè: buena estoy! yo misma ap.

Salen Isabèl, y Inès. Inès. Violante? Viol. Prima? Inès.; Pudiste falir de aquella sospecha? Viol. No, mas falì de otro error. Inès. Qual? Viol. Primero que lo sepas, me es precilo me disponga en forma de enhorabuena. Isab. El viejo ha hablado à Violante. Alons. Atento estoy. Ines. Ya, qual lea, la espero. Viol. Pues muchos años goces, cuentes, y posseas,

en apacible hymenèo, de Don Diego la fineza. Inès. ¿De què D. Diego? Isab. De noche. Viol. De Vargas: ¿te haces de nuevas? Inès. Ay, ay, mi padre me ha hablado, sobre que casarle intenta conmigo, pero ion otras, prima mia, mis idèas; y assi, no siendo esto facil, no juzguè yo que era fuerza darte cuenta de esse caso, que en solo amago se queda; pues se yo que à ti:: Viol. Ella và ap: à decir que me festeja: ¿què es à mi? Inès. A tì. Violante. Calla, Inès, que en nuestro amor, bien pudieras averme dado noticia ( que no me entienda una seña) de la eleccion de mi tio. Inès. Los genios no se violentan. Viol. ¿Còmo la dirè, que està su padre oyendo? ay tal pena! Inès. Y mas quando yo queriendo sabes que estoy::- Viol. A ti melma: bien merece tu hermosura, que til à ti misma te quieras. Alons. No la hablare mas en ello. Inès. Què es esto? ni hablar me dexas! no te he contado::- Viol. A mì, Inès? Ines. Desde que dixiste que era::-Viol. Quien avia de ser? Inès. D. Alvar, el otro de la pendencia. Viol. ¿No ha de aver forma que calles? Ines. Dexame, que ya estas necia; ¿pues què importa estando solas, que viendo que tù me cuentas, que Diego Perez de Vargas riñò una noche à tu rexa con Don Alvaro, antes que Don Alvaro à mi me viera, y que tù à Don Diego quieres, y à Don Alvaro desprecias, sanandome de mis zelos, te cuente yo en recompenia, que un dia Don Alvar Perez de Castro, en la margen bella me viò del Tajo en Toledo, y delde entonces festeja

mi hermosura, y es el dueño de mi vida, y mis potencias? ¿Pues còmo à Don Diego yo era facil que admitiera, si amo en otra parte? Viol. A Dios, mira si algo mas te queda que decir. Alons. Cielos, què escucho! jyo traxe à mi cala melma el galan de mi sobrina! y mi hija, legun las senas, quiere à otro que no conozco! yo hice hermosa diligencia con esconderme. Sale D. Alonso. Viol. y Ines. Señor? Clarin. Isab. Miren què cara! Alons. Ello es fuerza dissimular, hasta que en todo se ponga enmienda: ¿què haciais las dos? Inès. Divertirnos, comunicando tristezas. Alons. Yo imagine, que placeres; ¿pero què clarin, Syrena, de metal, rompe los vientos? Sale un Sold. Señor, si le dàs licencia, un Embaxador del Moro quiere entrar. Alons.: Que entre: ola, llega una filla. Viol. Todo quanto dixisteis oyò, y mis señas no aprovecharon de nada. Inès. Valgame Dios! què me cuentas? Isab. Buenas estamos! ¿què và, que nos pone que es verguenza? Salen Alamir, D. Alvaro, y Escarpin. Alam. Llegad, Don Alvaro. Alv. Y vos? Alam. Yo estarè à la sombra vuestra, pues no me toca otra cola. Alv. Guardete Dios. Alonf. Con bien vengas. Alam. Què miro! ¿el original del retrato, no es aquella? Inès. Don Alvar Embaxador del Moro! Alv. Juntas mi estrella, ap. siempre ha de ponerme, Cielos, lo que huye, y lo que deseal Escarp. Alli està la buena alhaja. Alonf. : A què aguardas? Alv. A que atiendas:

Alamir, gran Rey de Arjona, à cuya Corona excella, viniendole el Orbe estrecho, corto Imperio el Mundo fuera: Viendo quanto el Rey Fernando ofende, amenaza, inquieta de los Moros Españoles las Coronadas cabezas; y al milmo tiempo, fabiendo quanto de agraviar se precia à sus Infanzones, pues muchos por varias ofenías delnaturaliza el odio, y la sinrazon ahuyenta, por dos tan graves motivos le ha declarado la guerra. Y supuesto que ha de ser la primera que padezca en la invasion de sus armas el horror de lu violencia, esta Plaza, à quien las canas de tu gran juicio govierna: A mì, como Castellano, que siguiendo sus Vanderas, pròtugo del patrio nido, la injusticia me destierra; por su Embaxador me elige, para que mas facil lea la persuasion, en quien hable à su estilo, y en tu lengua: que à Martos les entregues dice, y que quantas conveniencias, y partidos intentares, vendrà en que te le concedan; pero à no hacer lo que pide, veràs arder las almenas al incendio de sus iras; de suerte, que Troya nueva Martos::- Alonf. Detente, no paffes à pintar esta tragedia que amenazas, pues no es facil que por aora fuceda: Don Alvaro de Meneles es quien tiene la defenta de Martos, y bien lo labes, que de solo el nombre tiembla quanta canalla producen las Africanas arenas. Alv. Tambien Don Alvaro Perez

de

de Castro es el que la assedia, y està enseñado à lograr muchos triunsos.

Alons. Què oygo, penas! ap.

¿no es el que nombrò mi hija?

ya le importa à mi cautela

conocerle mas, que no ha hecho

mala eleccion, ¡si bolviera

del Rey à la gracia! algunas

hazañas de tì nos cuentan

en Castilla. Alv. Quando el Rey

me atendiò benigno en ella,

dì à su frente mas laureles,

que èl à mi lealtad ofensas.

Alons. Aunque los Reyes agravien, el que de noble se precia, sufre por quien es. Alv. Tal vez la tolerancia es baxeza.

Alons. ¿Y han de decir en Castilla, que un Fidalgo suyo emplea sus armas contra su Patria?

Alv. Sì, pues su Patria desprecia sus hijos. Alons. Andad, señor, que las passiones nos ciegan.

Alv. Yo no vengo por consejos, para tì te los reserva; y respondeme. Alons. Quien sabe hablar con tanta paciencia, fabe muchas cuchilladas dar, Don Alvaro, sin ella.

Alons. Pues mientras el caso llega, yo os he menester à solas, entrad en essotras. Inés. Violante?

Viol. Què dices?

Inès. Que yo estoy muerta:
¿què querrà mi padre hacer,
pues con Don Alvaro entra?

Viol. No sè, desde essotra sala podrèmos estàr alerta. vanse.

Isab. El picaro de Escarpin,

què ojos de demonio me echa! Alam. Aqui me quedo. Alv. Est. bien.

Escarp. ¡Hà picata, quien pudiera traspassarte de mal de ojo el corazon! Alons. Mi prudencia ha de examinar mis dudas, y he de vèr, si es que pudiera

al servicio de Fernando, reducir mi diligencia à Don Alvar; pues bien sè, que el mayor obsequio suera, que pudiera hacerle al Rey: entrad. Alv. Venid. vanse.

Isab. Què te quedas?
Inès. No acierto (ay de mi!) dudosa,
à mover la planta. Alam. Buena
ocasion me dà la suerte,
no de cobarde la pierda.

Escarp. ¿Digo, como la và à usted con el verdecillo, Reyna?

Isab. ¿Habla conmigo el buson?

Escarp. Claro està que hablo con ella.

Isab. Pues diga. Alam. Dulce, adorada, finrazon de mis potencias, permite que el corazon, quando por el labio vierta fu passion: - Inès. Què es esto, Moro? lay osadía mas ciega!

con quien hablas?

Alam. ¿Con quien puedo
hablar, (ò Christiana bella!)
si no es contigo? que dueño
de mi alma te apoderas
de su dominio, aun sin darte
mi permission la licencia.

Inès. Osado, Africano, si
el acaso de que llegas
à este sitio, à tanto arrojo
te dà aliento, considera,
que puede ser que no salgas
tan sin castigo como entras.

Alam. No ha sido, hermosa tyrana, acaso el que tù me debas el amor que te consagro; mira esta copia perfecta de tu beldad, y en su imagen el motivo de mi pena.

Inès. ¿Cielos, no es este el retrato que di à Don Alvaro? suelta.

Sale Alv. Mientras que de mi embaxada las circunstancias se queda apuntando Don Alonso, para que escrivirlas pueda al Rey, à este sitio salgo.

Alam. Mira, idolatrada prenda, fi ay razon que me permita

Escarp. Ay, que se matan!

Alv. Fingir aqui Ierà fuerza;

quiere à mi dama, es baxeza,

valgame este acaso: esto es

hacer lo que me aconsejas.

à servir en esta guerra

para vèr si se grangean mis hazañas el perdon

que à mis errores les niega:

Le dixe à esse noble Moro,

faccion, bolviesse à su Rey,

que me ha acompañado en esta

à mi verdadero Rey,

de este Moro, mi honor buelva:

Alons. Còmo? Alv. Como ya reluelto

y pues declarando que

que à recibir agalajos

Sale D. Alons. Què es esto?

22 amarte, sin que te vea. Inès. Viven los Cielos, villano::-Al pano Alvaro. Alv. ¡Què es lo que escuchan mis penas! Inès, Alamir, què es esto? Alam. Old aparte; ; se os acuerda, que no ha mucho que me disteis palabra, de que en qualquiera lance amoroso me aviais de ayudar? Alv.Sì; mas què intenta vuestro cuidado? Alam. Deciros, que es Inès la dama bella, que os dixe que idolatraba; y alsi, mientras mi fineza la explica mi amor, os ruego, que vuestra atencion divierta à su padre, pues à un Rey, oy vuestra prima grangèa por elpolo, si admitiere mi oblequio, y mejor le emplea, que en el novio que teneis elegido para ella: idos, y haced lo que os ruego. Escarp. Llegò la fatal. Alv. Advierta vuestro error, que no es mi prima Inès. Alam. Ya para delecha basta conmigo. Alv. No basta, pues os miente quien os cuenta, que yo pretendo calarla. Alam. Yo sè que es vueltra parienta. Isab. Què es esto, señora? Inès. Yo, como quieres que lo sepa? 'Alv. Vive Dios, que os engañais. Alam. Vuestra palabra me alienta de que serè el preferido, mereciendo el merecerla; y assi, idos. Alv. Què es que me vaya? no me obligueis::-Inès. Suerte adversa! Alv. A que os diga::- Alam. Què? Alvar. Que Inès es mi dama, y quien se atreba a mirarla, de mi azero serà victima sangrienta. Alam. Què dices, traydor, Inès es tu dama? Escarp. Como ay brebas.

Alam. Pues muere à mis iras. Alv. Antes

te harà mi aliento pavesa,

que no ay amistad con zelos. Inès. Oye, aguarda, escucha, espera.

llevandole la respuesta de la embaxada que truxe, y dandole tambien cuenta de mi intencion: arguyòme con osadía, de que era traycion faltar de su Rey à la amistad, y la deuda. Entadome se tomasse tan escusada licencia: bolviò à replicar, y quise mitigarle la sobervia; laquè la espada, y licòla, esta ha sido la pendencia. Alons. ¿Pues quien al Moro le mete en essas delicadezas? vaya con Dios. Alam. Ya me voy; mas mira que se fomenra mayor traycion en tu Cala, que puede ser te comprenda mas que à mi Rey, pero èl toma la venganza por su cuenta; y antes que borde mañana el Alva el campo de perlas, llorarèis su indignacion quantos intentais su afrenta. Alons. A esto, y mis dudas, no sè si ha de bastar mi prudencia: Don Alvaro, yo me alegro de vèr quanto os aprovechan mis consejos. Alv. Ya teneis pronto à las ordenes vueltras

un Soldado mas. Alons. Y tal, que con èl nada ay que tema; mas sabed para otra vez, que mi casa no es palestra, si se os ofrece renir; y en esta, y otras materias, sonado un atrevimiento se satisface, y se venga: vanse. vèn, Inès. Ines.Dì esso à D.Alvar. Isab.Mi senora::-Alv. Què? Isab. Te ordena no te vayas, y que luego al instante dès la buelta à lu quarto. Alv. Bien està. Esc. Señor, ay tales novelas, como passan con nosotros! Alv. Vèn, que como el Cielo quiera, ha de triunfar la bonanza del ceño de la tormenra. Salen Luquete, y Violante con luz. Viol. Esto à decirme te embia? Luq. Si señora, y que èl se và mañana; y aunque no es ya por amor, por cortesía vendrà luego mi lenor à despedirse de tì. Viol. Venga; pero aguarda aqui, que siento afuera rumor: escondete aì mientras buelvo, no vean que de noche estàs en este sitio. Luquete. Esto mas? yo esconderme no resuelvo, mejor es vèr si podrè elcaparme. ' Salen Escarpin, Isabèl, y Don Alvaro. Isab. Pisad quedo, no hagais ruido. Esc. Todo un miedo voy moviendo en cada pie. Isab. Viendo que està mas distante su quarto, Inès, mi senora, ha elegido esteis aora en el quarto de Violante, que ella aqui os vendrà à buscar. Alv. Què novedad ha causado averme, Isabèl, llamado? If ab. Ay! que ay mucho que contar. Alv. ¿Pues què ha avido? Isab. Mi lenor

labe todo vuestro cuento.

Escarp. Cascaras! Isb. Mas ruido siento, que os escondais es mejor, por si es alguno de cata, y hasta estàr mi ama aqui, no salgais ambos de aì. Alv. Ya no es mi ventura escasa, pues aviendome aguardado, como Isabèl me avisò, y anochecido me abriò la puerta, y en fin, he entrado donde podrè disculparme con mi bien: vèn à esconderte. Escarp. Vamos. Sale Violante con luzes, y Diego Perez. Dieg. Yo he venido à verte, no, ingrata, por confessarme latisfecho de tu error, sino porque una accion es, que yo proceda cortès, y otra ofenderme tu amor. Viol. Don Diego, viven los Cielos, que si jamàs te ofendì, si yo motivo te di para tan injustos zelos, aquesta ausencia me mate; y porque veas mejor quanto celebra mi amor, que con mas piedad me trate el ceno que me has mostrado, à tu criado escondì, porque algun rumor sentì, digatelo tu criado: Luquete, es verdad? (ay Cielos!) Dieg. ¡Què es lo que mirando estoy! Viol. Estatua de marmol soy. Dieg. Aora, ingrata, son mis zelos ilusion? Viol. Què he de decir? Dieg. : Y esto oculto tu honor tiene? im duda en tu bulca viene mi enemigo, aunque à morir vendrà à mi venganza. Alv. Yo no esculo en qualquiera parte nuevamente escarmentarte. Viol. Quien mayor desdicha vio! Dieg. Aunque traygas compania, nada cuidado me dà. Escarp. Cavalleros, arre allà,

que no es ninguna la mia.

Salen Ines, y Isabel. Inès. Aqui dices que quedaron? mas què miro! suerte fiera! Don Alvaro, elcucha, espera. Dentr. D. Alonf. Alli las voces sonaron. Sale Lug. Hallè la puerta cerrada, y adentro otra vez me vengo. Escarp. Ya yo mi enemigo tengo; picaro, faca la espada. Isab. Ay, que le matan! Sale D. Alons. Aqui se ovo el ruido: mas què es esto? Don Diego? Dieg. No sè que diga. Alonf. D. Alvar? Alv. A hablar no acierto. Alons. Violante? Viol. Yo estoy sin alma. Alons. Isabèl? Inès. De miedo tiemblo. Alonf.Ines? Ines. Señor? Alonf. Dime, acaba; què escandalo es el que veo? ò si no, tu pecho vil passarà, ingrata, este azero. Inès. Señor:- (no sè lo que digo) de Violante al aposento passè, quando vi:-Viol. Què intenta ap. decir Inès? Inès. Yo no acierto con las palabras. Alons. Acaba. Inès. Quando oimos que dixeron::-Dentr. boces. Arma, arma, guerra, guerra, traycion, traycion, fuego, fuego. Alons. Tened, què escucho? Inès. Señor:-(valgame este acaso, Cielos) Alonf. Què serà esto? Inès. Què ha de ser? lo que os estoy refiriendo: Dixeron lo que aora escuchas las Centinelas, y oyendo Don Alvar (que como sabes se quedò en la Plaza, à efecto de ayudarte en esta empressa) de este rebato al estruendo, entrò la espada en la mano à darte aviso, y Don Diego le figuiò poco despues, con el propio pensamiento sin duda, ambos por la puerta del jardin, que à este aposente cae: no es verdad? Alonf. y Dieg. Es alsi: à su disculpa ayudemos. Inès. Siguieronlos sus criados, y nosotras que à este tiempo en el quarto de Violante

entrar tan despayoridos dos hombres con los azeros defnudos, dimos las voces que oiste. Luquet. y Escarp. Valiente enredo! Alons. ¿Pues còmo yo del rebato no he oido el rumor? Viol.: Pues esto no se conoce, que es por estàr tu quarto mas lexos? Dentr. uno. Traycion, traycion. Otro. A las armas, que validos del filencio de la noche entran los Moros la Plaza. Dent. Tarif. Abrase el incendio lo que no quema el cuchillo: guerra, guerra, fuego, fuego. Alons. Verdad es quanto asseguras: Yo os estimo, Cavalleros, el aviso, y el socorro, cada uno acuda à lu puelto rechazando al enemigo. Ea, valiente Don Diego, al muro; y pues vos, Don Alvar, quereis tomar mis confejos, borren presentes hazañas los passados desaciertos. vase. Dieg. Ya os sigo: Luquete, ven. Viol. Mi bien. Dieg. Dile essos requiebros, ingrata, à esse amante, que te viene à Martos siguiendo. Vase. Escarp. Oye, hasta otra ocasion, que mano à mano nos matemos. Lug. Aceto. Viol. Ay de mì! alustada, hasta en mi sombra rropiezo. Inès. Y aora què diràs, ingrato, pues no bastando el primero lance, por Violante vienes à meterte en otro empeño? Alv. Yo no he renido por ella. sino porque el, mis alientos no infamasse de cobardes; y pues aora no puedo dexar de acudir à este nuevo accidente, dexemos latisfacciones, y quexas para otra ocalion. Esc. Marchemos, vase. y tù guardate de mì. Isab.

estabamos juntas, viendo

Mab. Què ha de hacer el bufo..? Dent. Alonf. A ellos, Soldados mios. Dent. Alam. Africanos. vengad assi mis desprecios: arda Martos à mi furia. Dent. Guerra, guerra, fuego, fuego. Inès. Habèl, traeme una espada de mi padre, traela presto. Isab.; Ay, señora, dì, què intentas hacer? Inis. Cumplir con mi esfuerzo, pues en oyendo la Caxa, y el Clarin, no cabe dentro mi elpiritu de mì milma. Isab. Aqui la tienes. Dent. Alvar. El Cielo me valga. Inès. Què oygo! ¿ no es de Don Alvaro este acento? si le dan muerte? ya voy, Alvaro, mi bien, mi dueño, à librarce. Dent. Alons.; No avrà quien me favorezca? Inès. Mas, Cielos, de mi padre es esta voz! ¿còmo puedo, còmo puedo dexar de favorecerle? 1. Voz. Pues nos han ganado el Pueblo, al Castillo se retiren mugeres, niños, y viejos. Voces. Arma, arma. Inès. Padre, espera. Isab.; Ay, señores, y què miedo! Dent. Alvar. Cielos, favor. Inès. Mas mi amante le quexa: aqui de mi afecto; perdone esta vez la sangre, que es el amor lo primero: Alvaro, mi bien, ya voy. Dent. Alon f. Ay de mi! Ines.; Pero què oyendo estoy! mi padre es aqueste, perdone mi amor, supuesto que es antes mi obligacion: ¿quien se viò entre dos estremos tan iguales, dos distancias, dos imanes, dos afectos, que el corazon dividido està, sin saber à un tiempo, si dexe aquello que elijo, si elija aquello que dexo? Isab. Què determinas? Inès. No sè. Voz 1. Al Governador han preso.

Ines. Mas sì lo sè, que essa voz toda mi duda ha dissuelto, pues me assegura, que està preso mi padre, y no muerto: y pues por lograr lu cange, le han de guardar, ¿ à què espero; que no socorro à mi bien? para que si algun proverbio, en abono de los hombres, dixo en los passados tiempos, antes que todo es mi dama, pueda yo decir en estos en favor de la firmeza de los mugeriles pechos) antes que todo es mi amante, en tanto que dice el eco::-Voces. Arma, arma, guerra, guerra, traycion, traycion, fuego, fuego.

### JORNADA TERCERA

Tocan Caxas, y Clarines, y salen mara

chando el Rey D. Fernando, D. Diego, Luquete, y dos Cavalleros de calza atacada. Dent. Alto, y passe la palabra. Fern. Ya havemos llegado à vista, valerosos Infanzones de Leon, y de Castilla, de Martos, esse infelice Pueblo, que embuelto en cenizas yace de suerte, que aun del han perecido las ruinas. Ya divirtiendo el orgullo, que me inclinò à la conquitta del mejor Reyno, que ostenta el poder de Andalucia, vengo à exponerme en perlona con las infaustas noticias de tal estrago, à las armas de Alamir, à cuyas iras sin mì, no ay fuerza que baste, ni exercito que resista, aunque mas que su invasion, à mi colera motiva la intencion de castigar al que traydor acaudilla sus esquadras, y quizàs para vengarle le incita.

Don Alvar Perez de Castro oy la espada vengativa defnuda contra fu Rey; y aûn, como algunos me avisan, del Moro Embaxador, hace que hasta sus conceptos sirvan contra lu patria, al despique del horror con que la mira: mas presto (pues la razon assiste à la causa mia) lerà à mis pies su cabeza pedestàl, que en langre tina mi planta, para escarmiento de quien tal exemplo siga. Y puesto que à vos, Don Diego, del comun estrago libra la suerre, para poderme informar de tal desdicha, ¿en què estado està oy la Plaza? Dieg. Oye la mas peregrina accion, lenor, que à los siglos la fama, el tiempo, y la embidia podràn informar : la noche que las Esquadras Moriscas, protegidas de las sombras, assaltaron essa Villa, fue tan comun el estrago, que ya à las llamas activas, ò ya al triunfante cuchillos apenas quedò una vida: el Governador herido, tue prelo, despues que altiva lu espada, cortò mas cuellos, que ruda segur, espigas. Su infelice Guarnicion, hasta las ultimas lineas, manteniendo sus defensas, aun primero que rendida, fue degollada, no dando tiempo la furia enemiga à que à su fuerte Castillo pueda (mientras otros lidian) retiratse un hombre; con que solo los que se retiran 10n las mugeres, y niños, porque en tan comun fatiga Iu multitud inocente no fuesse muerta, ò cautiva. Apoderòle Alamir

de fragmentos, y cenizas, mas no de la Plaza; pues Amazonas vengativas las mugeres, que el Castillo numerosamente habitan, de Doña Inès de Meneses (que es del Governador hija) alentadas, con las armas que dentro del Fuerte havia, fus tiernos pechos vistieron, y con Vanderas tendidas, por los horrores de Marte truecan de amor las delicias: aquella embraza el escudo, maneja estotra la pica; una el duro parche hiere, otra el hueco bronce inspira, ya reparten Centinelas, ya reparan con faginas; y en fin, femenil esquadra, de varonil disciplina, parecen reglado cuerpo de veterana Milicia. Por su Caudillo juraron à Dona Inès, y atrevidas, no solo el Muro defienden, mas con las arrojadizas armas, à los Sitiadores acometen, y castigan. Hizo su llamada el Moro, ofreciendoles las vidas, haciendas, y libertad, porque el Castillo le rindan, donde Don Alvaro està, que mal herido, ellas milmas al Castillo retiraron, entre algunos que agonizan. Pero esta proposicion de tal suerte las irrita, que apenas llegò la noche, y va los Mores dormian, en fè de que à tan flexible enemigo desestiman, quando, valerofa Inès, hizo la primer falida, dexando mil y quinientos cadaveres, que les digan, len roxa frasse de tanta infiel purpura vertida)

quanto à un tan debil contrario debe rezelar quien lidia. Ultimamente, hà tres meses. que tenaces, y atrevidas defienden el Fuerte, à quien el Moro no le conquista, quizàs vistiendo el temor: trage de cortesania; pues aunque ossado lo intente, del valor que las anima, en la victoria que anhela, su escarmiento solicita. Este es, señor, el sucesso mayor, la accion mas invicta, la hazaña mas immortal, que en las Historias antiguas de Griegos, ni de Romanos, la Fama en bronces rubrica, para heroyca consequencia de quanto corage habita en los fuertes Castellanos, si esto obran, si esto practican Españolas Amazonas, las Mugeres de Castilla.

Luq. Hà guapas de toda mi alma! allà està mi Isabelilla, yo sè que saque su parte.

Ley. Hazaña es, Don Diego, digna de que marmoles la graven, y de que en bronces la escrivan; pero en fin, Don Alvar Perez (mas esso mi pecho estima que todo) està prisionero?

Dieg. No señor, que aunque podia, en sè de que cierto duelo, à que le busque me obliga, para hacerle mil pedazos, cumplir con la sana mia; una cola es el motivo de mi rencor, y el que diga la verdad es otra: èl vino à Martos, y convencida de Don Alonso Meneses su colera, ò su malicia, se quedò en la Plaza, à fin de servirte en la vecina guerra que te amenazaba, juzgando, que olvidarias de esta suerte tus enojos;

y en defensa de sus lineas le hirieron, y retiraron. Rey. A buen tiempo solicita

perdon: ya es tarde. Dieg. Señor, en las Magestades brilla la piedad, mas que el rencor.

Rey. Castigar alevosías

no es rencor de la venganza, que es deuda de la justicia.

Dieg. Don Alvaro es Infanzon de nobleza muy antigua.

Rey. Mayor razon, para que mejor a sus Reyes sirva.

Dieg. Reconocido su error, ya su perdon solicita.

Rey. Tardò el arrepentimiento, y hallò la piedad dormida.

Dieg. Los obsequios la despiertan.

Rey.: Què es esto? quando debiais
fer vos su mayor contrario,
por la enemistad que incita
vuestros pechos, quizàs causa
del odio que en mì examina,
bolveis assi por su causa?

Dieg. Aquesta es deuda precisa de quien yo soy; pero al tiempo que por èl, señor, os pida, le buscarè para darle muerte; que mi bizarria no se venga con la lengua, teniendo espada en la cinta.

Luq.Y yo harè à su Lacayuelo, que mi amor no me compita; ò poco podrè. Rey. Venid, Don Diego, que pues retira, y estrecha su campo el Moro, sabidor de mi venida, à una parte del Castillo, dexando por una linea libre su puerta, haveis de it de mi parte, à que permita Inès, que entre Guarnicion que le defienda, y remita preso à mi Campo à Don Alvar, adonde prometo, à vista de ambos Fuertes, que un Verdugo su cuello infeliz divida.

Dieg. Pesame, señor, de que tu precepto me comprima

28 à llevar tal embaxada. Rey. Basta ser voluntad mia. Vase. Dieg. Antes vengarè mis zelos: ; hà Violante, quien creeria, que pudiessen tus finezas ser tanto tiempo fingidas! Vase. Lug. Vamos à Martos, que si Isabèl se me Escarpina, la he de sacar un Luquete, con una daga buida. Vanse. Caxas, Clarines, y Musica y sale Ines armandose, vestida de hombre, Violante, Isabèl, y todas las Damas de la Compania, de hombres, con morriones de plumas, lanzas, y rod las, y D. Alvaro con vanda, y Escarpin. Musica. En el regazo de Venus descuidado Adonis duerme, siendo el catre en que descansa el harpònicon que se hiere. Ines. No cessen ( à valerosas .... Companeras mias!) no cessen entre los ecos marciales las consonancias alegres. La elpada: en señal noble de quan poco el pecho teme, que el incendio nos amague, y el acero nos infeste. Dadme el sombrero: y mas oy, que en nuestra defensa viene marchando el Rey Don Fernando. à cuya vista se ostente, que mugeres Castellanas son mucho mas que mugeres. Ay Don Alvaro ! que aunque zelosa tu amor me tiene, quexola tu fè me agravia, (los guantes) el defenderte del rielgo que te amenaza me obliga à que emprenda aqueste ciego delirio de amor, y que arrestada, y valiente, todo por ti lo aventure, y nada fin tì referve. (El baston) Y pues va es hora de que las Guardias se entren

a las puertas, las Patrullas

Violante, por Subalterna,

se nombren: tù à cargo tienes,

disponer lo que se ofrece. Diastro Vea el mundo, amigas mias, que porque no se violente nuestro honor, porque un tyrano no quebrante nuestras Leyes, trocando el guante a la malla, los lazos à los arneses, el abanico à la lanza, la cotilla al coselete, nos tiemblan los esquadrones, y que en lides diferentes las que con los ojos triuntan, tambien con los brazos vencen. Digalo el ver, que un descuido tanto al Alarbe le cueste, que una noche, de tres tercios, le degollamos la gente. Ea, Amazonas invictas, mienten las antiguas, mienten, pues ay de aquellas à estotras las distancias que se advierten, que aquellas muchos las dudan; y à estotras todos las creen. Triunfe el rencor, y la ira, nadie de su sèr se acuetde; afuera el vano perfume, à un lado el cobarde afeyte, y de todas las costumbres solo la Musica quede; la Marcial, para que irrite, la blanda para que temple, diciendo letras, y trompas, quando à un mismo tiempo suenen::-Musica. En el regazo de Venus descuidado Adonis duerme. Voces. Viva nuestra Capitana, viva Inès. Viol. Viva, pues debe nuestro sexo à su valor, que de nosotras se cuente, que havo mugeres heroycas, que tal hazaña emprendiessen. Hà Cielos, quien à Don Diego viera, para que pues quiere el hado que estè Don Alvar en el Castillo, pudiesse satisfacerle sus zelos! Isab.: Digo, y de las Isabeles què hablarà la Fama, quando diga, que ordenò la gente

Inès. Siempre dirà lo que debe. Todas. Todas, Inès, alentadas de tu valor, se te ofrecen. Ines. Yo nuevamente os estimo la fineza. Isab. Ya la gente rebienta porque aya choque, y al Moro que me cupiere, de la primer cuchillada le he de hendir hasta los dientes. Ines. Calla, Isabel. Isab. Vive Christo, que yo harè que ellos me suenen. Inès. Cada una acuda à su puesto, señoras, y las que queden con la Musica, prosigan. Tod. Vamos, pues, diciendo siempre: Tod. Viva Inès, nuestro Caudillo, viva el Sol de las Ineles. Viol. Prima. Ines. Que quieres? Viol. Ya labes, que prometido me tienes, que en ofreciendole lance, en que pueda ayrolamente satisfacer à Don Diego Don Alvaro, tù has de hacerle que lo execute, porque en sus rezelos le aquiete, y buelva à mi amor. Inès. Si harè. Viol. Bien fabe Alvaro, quan leve motivo tuvo, pues yo le mostrè despego siempre. Ines. Pues tuviste muy mal gusto, que mas Don Alvar merece. Viol. Bien està, ¿ con que me rines, en igual de agradecerme, que te dexasse mi ceño libre à D. Alvaro? Inès. Advierte, que quiero que no le quieras, mas no que me le desprecies. Viol. Necia anduve, ya lo veo: à Dios, y si se ofreciere, cumple tu palabra. Vase. Inès. A Dios: ¿ Has visto, Isabèl, mas fuerte vanidad? Soy yo tan fea, que para que le me agreguen trofcos, es menester que mi prima me los dexe? Isab. No por cierto; y si à chustetas en esta ocasion le viene,

el Sargento Isabèl Gomez?

podrà ser que en un instante rocin, y manzanas rueden. Inès. No seas loca. Isab. Valga el diablo fu alma, ¿ pues quien se mete con lu Don Diego de noche? Inès.: Oyes, Isabèl, no tienes tù mi retrato? Isab. El que al Moro quitaste? Sì, toma. Inès. Tenle, que aora he de averiguar, pues aqui Don Alvar viene, como llegò à aquella mano. Salen Don Alvaro y Escarpin. Isab.Y mi galàn mequetrefe viene con èl. Alvar. Bella Inès. Inès.: Don Alvar, còmo te sientes de tus heridas? Alv. Amado dueño hermoso, ¿còmo quieres que se sienta quien tan grandes finezas à tu-amor debe? Inès. A mi amor? Alv. Si, dueño mio. Inès. Engañado estàs, si crees que yo para hacer por tì las que finezas parecen, me valgo de aquel cariño que supones. Alv. Pues què puede moverte à que al verme herido me retires à este Fuerte, adonde, para assistirme, no ay regalo que no inventes, no ay primor que no executes, no ay caricia que no muestres à mi fè, tanto, que mas que à remedios, convalece mi falud à la alegria de ver lo que te merecen mis finezas? Inès.; Con que ya del todo convaleciente te hallas? Alv.Si, Inès. Ines. Pues si hasta oy vistes obrar de essa suerte à quien mas caula tenia, injusto, tyrano, aleve, que de atender à tus males, de solicitar sus bienes; ya delde oy convalecido, pues peligro no fe teme en tu salud, y el veneno que en mi pecho se contiene, sin esse riesgo, podrà

à tus oidos verterse deide la copa del labio, veràs trocadas las suertes, liendo ceño el que era alhago, siendo ira el que era deleyte, delpego el que era cuidado, y lo que era vida, muerte. Esc.: Si de essa forma nos tratan, de què sirve que nos dexen

por gallos de este Castillo? Isab. Calle el trasto, si no quiere que le rompa la cabeza.

Esc. Ya no ay aqui quien resuelle, seor Sargento. Alv.: Pues què causa he dado yo nuevamente para todo esse rigor?

Ines. El que à Violante festejes, y no contento con que riñas por ella, te buelves à renir à vista mia fegunda vez. Alv.; Si ay quien quiere provocarme, he de obrar yo remilo, para que pienle que lo dexo de cobarde?

Ines. No, que amor es muy valiente. Alv. Bien has visto, Inès, quan poco la solicito. In ès. Si tienes recibidos mil desprecios, lloradas mil esquiveces, y si estoy yo de por medio, ¿quieres que te considere tan necio, que profiguieras con tantos inconvenientes? no los huviera::- Alv.Y te amàra sola à tì. Inès. Mira, que mientes; y para prueba mayor de quan poco, Alvaro, aprecies mi amor, ¿ què es de aquel retrato que yo te dì? Alv. (Hado inclemente!) yo, si, quando::- Inès. No te turbes, que si dado se le huviesses à Violante, para prueba

tan buena eleccion, un susto. Alv. No, Inès mia, me atormentes, que yo le tengo::- Ines. En el pecho, que es donde suelen traerse tales alhajas, en prueba de que el corazon las quiere:

de tu amor, no es bien te cueste

¿ què và que le traes en èl? Alv. No le traygo (pena fuerte!) en el pecho, porque quilo el hado, que me le dexe entre mis alhajas; ¿ oyes, no es verdad? Lo que dixere apoya. a Escarpin aparte.

Esc. Yo soy, señora, quien de que èl no le traxelle tiene la culpa, pues no le le pule donde luele tomarle. Alv. Infame, por ti essas cosas me suceden; vive Dios::- Ifab. Criadito està à las manas el firviente.

Inès. No, Don Alvaro, te irrites, que estàs enfermo, y te puede hacer dano, que el retrato le tengo yo : ¿ à vèr, es este?

Alv. Valgame el Cielo! Inès. Te espantas? Alv.: Còmo en tu poder le tienes? Ines. Como tù se le havras dado à Violante. Alv. Engaño es esse, que yo hà dias que le bulco. Inès.: Con que mis alhajas pierdes?

Alv. Es que yo, Inès:: In. No me nombres, ingrato; jamàs te acuerdes! de mì, que hasta aqui llegaron mis finezas; vete, vete de mi vista, que esto, injusto, traydor amante, merece la que, por solo ampararte, tanto su sexo desmiente, que, monstruo de amor, las armas maneja, el horror emprende de Marte, hurtandole à Palas las iras, y los laureles: ya no veràs, que un extremo haga por tì, en que me quede seña del passado amor. Clarin: ¿ Pero què Clarin es esse?

Una Dama. Señora, un Moro, con blanca Vandera de paz, que tiende, salvo conducto te pide para hablarte. In ès. Decid, que entre: retirate tù. Alv. Serà Alamir, que otra vez viene à enamorarte. Inès. No sè; Dos sillas. seale lo que se fuere,

Alv.

Alvi Es, que quieres tu sentir, y estranas ver, que otros sienten. Ist. Retirese tambien èl. Esc. Señor guapo mataliete, obedezco, hasta que aya lugar en que le me ferie un abrazo. Alv. Por si es èl, à la vista estàr conviene. Ocultanse. Sale Alamir, y dos mugeres, que se quedan à la puerta. Alam. Guardete Alà, hermosa Inès. Inès. El Rey es: Dios te prospere, Moro. Alam.; Què beldad! hà Cielos! en quien el enojo vence, què no triunfarà el alhago? Inès. Sientate, y di à lo que vienes. Alam. El poderolo Alamir, Rey de Arjona, quien por verle de tì despreciado, supo, del incendio que le hiere, hacer à Martos pavelas, te pide, que consideres con quanta facilidad, de este Presidio rebelde el agigantado bulto, à sus impulsos fallece, pues ya cadaver de piedra, le son miserablemente rotos destrozados miembros murallas, y capiteles: y puesto que este Castillo, entre las cenizas leves en que ardiò esta infeliz Plaza, quando solo se mantiene mal apagado, carbon de yerta hoguera parece: y que no le ha conquistado, en fè de que no se avienen las veras con que te estima, con::-Inès. Advierte, ossado Moro, que recojas essa especie, li no quieres, porque buelvas con la respuesta mas breve, que te haga de la mas alta almena arrojar, de suerte, que bulto formado caygas, y en pocos atomos llegues. Alam. Template, que no pretendo, givina Inès, ofenderte,

pues mas temera mi Rey tu enojo, que quantas huestes Castilla pueda formarte para lograr defenderte: y assi digo, que mi Rey cortès, afable, y valiente, labiendo quanto le infaman sus adquiridos laureles, con que en femenil victoria lu cuchilla se ensangriente, determina perdonar este Castillo, y bolverte à tu padre, que cautivo (como ya fabes) le tiene::-Ines. Ay de mi! Al. Como un partido le concedas, que pretende. Ines. Dile, Moro, en què te paras? no te suspendas, que à trueque de vèr à mi amado padre libre de rigor tan fuerte, no havrà (aunque impossible sea) impossible que te niegue. Alam. Pues es, que para despique de que traydor le vendiesse, le dès, para castigarle::-Ines. A quien? Alam. A D. Alvar Perez de Castro. Ines. Valgame el Cielo! Alv. Lo oyes, Escarpin? Esc. Ella nos entrega al Moro; y èl::- Alv. Què? Esc. Nos frie en aceyte. Alv. Oye, à vèr què le responde. Alam. En què, dime, te suspendes? èl labe, que este Castillo le guarda, y èl te promete alzar desde luego el cerco, y eterna en la fama hacerte, viendo que haces que las armas de mi gran Rey te respeten. Esc. Toma, si aprieta. Alv. Oye atento. Inès. Moto, que inundar pretendes de confusiones mi pecho, di a tu Rey, que hasta essa aleve proposicion sufrir pude tan barbaras altiveces; y que pues se determina àtal, que el Castillo queme, que abance lus altos muros, que destruya sus dinteles,

que abrasse quantas le habitan, si tan facil le parece; mas que no pida, que à quien por forastero, ò por huesped le alverga de mis piedades, injustamente le entregue: ¿ què es entregarle? primero de la purpura caliente de tanta plebe de Alarbes, de tanto vulgo de Infieles, harà brotar este acero al campo otras nuevas fuentes: primero::- Alam. No alsi te irrites. Inès. Què no me irrite? anda, vete, antes que tu infame vida el primero impulso pruebe. Alam. Pues mira, que si à su enojo le aumentas, en los crueles aspides de zelos, otros rencores que le fomenten, no havrà cariño à que atienda, ni havrà sexo que respete. Inès. Obre yo lo que yo debo, y èl haga lo que quisiere. Alam. Pues prevente à su rigor. Inès. Prevengale èl à su mueste. Alam. Alà te guarde. Inès. Ay de mì! ¿ dime, antes que assi te ausentes, còmo està mi amado padre? Alam. Como tu quieres tenerle: triste, y lleno de prissones. In.Pues::- Al.Què? In.Dolor inclemente! mas no importa, vete, Moro. Alam. Hasta aqui sufre, y padece; mas de aqui adelante::- Inès.Què? Alam. Mucho serà si le vieres. Inès. Oye. Alv. Espera. Inès. Mas Don Alvar, donde vàs? Alv. Donde no cueste una inutil vida tanto como el pesar que tù sientes. Inès.; Quien te ha dicho que yo siento? Esc. La muger es una sierpe. Isab. No es sino un Reduan. Alv. Dexame, que à tus pies me eche, si ay caudal con que tan grandes finezas agradecerte. Inds. Finezas, aleve, ingrato, ¿ pues acalo las mereces

cù? Alv. Pues tan nobles estremos. què son? Inès. Cumplir solamente con quien toy: ¿ pues fuera bueno. que de mi el mundo dixesse, que à un hombre, à quien quise biens le entregaba yo à la muerte? Alb. Y serà bueno, que diga, que yo permiti que llegue el padre de la que adoro à un riesgo tan evidente, sin impedirle? Ines.Sì, pues::- Tocas pero otro Clarin al Fuerte hace llamada, otra vez te oculta. Alv.; Estrella, què quiero de mi vida? Sale Viol. Prima mia? Inès.; Violante, tù tan alegre? Viol. Si, Inès, porque es el que llega al Castillo Diego Perez de Vargas: ya es ocasion de cumplir lo que me tienes ofrecido, Inès. En essa puerta ponte de guarda, y haz que entre, veràs què presto obedezco tu precepto. Salen Diego, y Luquete; Dieg. Si supiesse, tyrana, que aqui te havia de hallar, à no obedecerle quizàs me obligàra el Rey. Viol. Ay Don Diego, facilmente elpero que de tus zelos el desengaño te llegue, pues mi amor::-Inès.Què es esso? Viel. Nada: llegad. Dieg. Serè bien breve. Inès, nuestro Rey Fernando oy me embia à agradecerte la defensa de esta Plaza; y porque aunque tù la pienles mantener, no està segura mientras que no la guarnecen Tropas, à aqueste Castillo te ordena, que entrar las dexes, retirandote à su Campo, como contigo le lleves à Don Alvaro de Castro, à quien, por causas que tiene, piensa cortar la cabeza, 🦠 en quien muchos escarmienten. Alv. Què oygo, Cielos! Esc. Eche usted otra sardina, seo huesped.

Dieg.

Dieg. Mandame decir, que en premio te elperan quantas mercedes solicites, que al rescate de tu padre se te ofrece, y darte esposo, segun tu calidad, juntamente; esto es à lo que yo vengo, mira què has de responderme. Inès. A lo primero, que yo le suplico, que no intente privarnos de tanta gloria, como de ver que fenecen las mugeres una hazaña, que empezaron las mugeres. Y à lo segundo, que siendo mi elpolo Don Alvar Perez, no tengo valor de darle, para que inocentemente muera de infamés calumnias acusado. Dieg. Eres quien eres. Ines. Que yo le pondre en campaña, donde lanza à lanza pruebe à lus traydores contrarios, que en quanto le achacan, mienten; y alsi, que à su Magestad, mientras no le mereciere perdon para el que es mi esposo, no he de entregarle este fuerte. Dieg. No sabes tù quan gustoso con essa respuesta buelve mi pecho; pues aunque soy contrario suyo, no quiere mi valor que otro le injurie, lino que èl por sì se vengue. Lug. Garvosa estàs, Isabèl. Isab. Què cola, señor Luquete? Escarp. Otros zelos! vive Christo, que li me enfurruno::- Alv. Tente. Viol. ; Has oido el desengaño? Dieg. Si, mi bien. Viol. Pues si supiesse, que aqui te avia de hallar, ingrato, puedes creerme, que no te huviera bulcado. Dieg. ¡Què presto vengarte quieres! ven, que quiero, si me escuchas, oirte, y satisfacerte. Lug. A Dios. Isab. A Dios. Escarp. Ello, usted

ha de hacer de las que luele.

Isab. Què dice el bribon? Alv. Aora, còmo podràs defenderte de que à tus plantas me postre, de que tus estampas bese? ¿diràs que es esta fineza, que no debe agradecerie? Inès. Sì, pues no la hago por tì, sino por mi solamente. Alv. Lloras? Inès. Lloro el vèr, Don Alvar, los enemigos que tienes. Alv. Y essa no es fineza? Inès. No, que es piedad. Alv. O rigor fuerte! ¿pues tan noble te goviernas, y tan hidalga procedes, que ni aun agradecimiento quieres, que entre las que exerces te desluzca una fineza? Inès. Sì, pues para que se premien, basta que las haga yo. Alv. Pues no he de llegar à verme obligado ya, sin forma, Inès, de corresponderte, yo te quitarè essa gloria. Inès. ¿Còmo estorvarmela puedes? Alv. Yendome al campo enemigo à que el Moro me atormente, à que Don Diego me mate, à que mi Rey me deguelle; que ya no tengo valor de vèr, que por mi te dexes abrasar, y que abandones tu langre por defenderme: ven, Escarpin. Escarp. No senor, vayase usted si quisiere, que yo no quiero deguello antes de los Inocentes. Inès. Mi dueño: Alv. No ay que estorvarme. Ines. Mi bien:- Alv. No ay que detenerme. Inès. Don Alvar:- Alv. Esto ha de ser. Inès. Còmo que ha de ser? no adviertes, que mando yo en el Castillo? Alv. Y esto, à què motivo viene? Inès. A que podrè yo estorvarte. Alv. De què forma? Inès. De esta suertes ola. Muger. Señora. Ines. Esse hombre ha hecho un delito, prendedle. Alv. Mirad que: - Mugeres. Daos à prisson. Alv. Advertid, que si me diere, fera

La Invencible Castellana.

34 ferì por cortesania, que es como las Damas prenden; mas no queriendo::- Ines. Què harèis? ola, à la torre traedle. Alv. Si irè, como vayas tù,

que essa es la prisson mas fuerte. Ines. Ay, Alvaro, y lo que cuestas à quien de veras re quiere!

Alv. Ay, Inès, lo que en mi labran primores tan eloquentes!

Inès. Venga preto tambien èl. Escarp. Vamos quatrocientas veces; pero usasted de liviana,

siempre ha de estarse en sus trece? Isab. Hable con modo el borracho, que yo harè lo que quisiere. vanse.

Salen el Rey Fernando, D. Diego, Luquete, Soldados por un lado; y Alamir, Tarif,

y Moros, y D. Alonfo.

Alam. Rey Fernando el tercero valerolo, à esto à tu campo vengo, esto te pido, quanto ganè valiente, y venturoso te restituyo, por mayor partido; porque aquel que me ha sido huesped infiel, no tenga confianza de poderse eximir de mi venganza.

Fernand. Si à lu Rey no perdona, pues siguiendo el partido de los Laras. ultrajo mi Corona; ¿còmo quieres, li atento lo reparas, que te respete à tì, siendo su trato para su mismo Rey torpe, è ingrato? Què dice Inès, Don Diego?

Dieg. Que aunque entren el Castillo.

à langre, y fuego,

no ha de dar à Don Alvar. Eernand. Esso ha dicho? (cho.

Alonf. Tiene mi sangre, y sigue mi capri-Alam. Ofi lograssen, Cielos, lu venganza mis zelos!

por vèr si la persuado,

à vista del Castillo aprisionado. à su padre he traido. Fern. D. Alonso? Alons. Señor? Fern. Seais bien venido, mucho siento q esteis de aquesse modo.

Al. nf. Por serviros, senor, lo passo todo. Fern. Decidme, què locura

es esta, que en Inès constante dura?

Alons. Señor, es hija mia,

y se avrà de salir con su porfia; y mas quando à quien dice que es lu elpolo, no parece forzofo. que ella deba entregarle.

Fern, ¿Pues que piensa poder de mi guardarle? lleguemos àzia el Fuerte.

Dieg. El rigor compadezco de su suerte: Don Alonfo. Alonf. Don Diego.

Dieg. A lentir mucho llego veros sin libertad:

si Inès quisiera::-Alons. Bien librarme pudiera; pero pues no lo hace,

razon justa tendrà que lo embarace.

Fern. Los dos hemos de hacer nuestra llamada. Alons. Malo serà que en esso estè empenada.

Alam. Veamos en que consiste.

Fern. A ver si à mi persona se resiste:

Hà de essa elevada torre. Alam. Hà de esse altivo omenage. Fern Fernando soy, atendedme. Alamir foy, escuchadme. Salen al Mu o Ines, Alvaro, y Escarpino.

Ines. Que quereis? Fern. Atiende, Ines:

Ya por mi embaxada sabes, que ofendido de Don Alvar pretendo la muerte darle.

Alam. No ignoras, que por las causas; que obligan à mi coraje,

matar à Don Alvar quiero. Fern. Tu, contra el precepto grave

de tu Rey, le das favor? Alam. Tù, deseando irritarme,

le auxilias contra mis iras? Fern. Aora vengo yo à rogarte::--Alam. Aora vengo yo à pedirte::-

Fern. No le niegues. Alam. No le guardes.

Fern. Y pues no debes tenerle: Alam. Y pues no puedes guardarle::-

Fern. Mira si prudente::-

Alam. Mira si cuerda::--Fern. Evitando males::-..

Alam. Has trocado tu intencion.

Fern. Has mudado tu dictamen. Ines. No, Fernando, no, Alamir, que primero que en mi falte

esse intento, faltaran ellos Orbes Celestiales.

Alonf.

Alonf. Esto si, querida Inès, muestra que tienes mi langre. Fern. Pues ya que nada contigo pueden, Inès, mis piedades, y viniendo con un ruego, me buelvo con un delayre, mis rigores te precisen:. al fon del clarin, y el parche, declarare que los tuyos ion traydores, fon infames, h à Don Alvar no me entregas. Ines. Fuerte rigor! Alonf. Dolor grave! Ines. No temas, padre, (ay de mi!) que aunque se, que es el mas grande golpe el que toca al honor, yo intentare remediarle. Alv. Claro està : enojado Rey, ya que contigo no caben razones, que mas pudieran moverte, que no irritarte, no lo que la culpa debe la hermola inocencia pague: à ponerme en tu poder. voy. Ines. No serà esso can facil. Alam. Pues ya que à Fernando, Inès, determinas no entregarle, entregamele à mi. Escarp. Toma estotro con lo que sale. Ines. Menos à ti, Moro aleve, te le darè; pues se sabe, que lo que alli ser pudiera castigo, es en tu coraje. zelosa injusta venganza. Alam. Pues mira que de tu padre ioy dueño, y puedo::- Ines. Què puedes? Alam. Por darte en rostro, matarle: ola, llevad al suplicio este caduco, llevadie. Ines. Ay de mi! Alamir, elpera, dame à mila muerte, dame, y no le ofendas. Alam. Pues haz lo que pido. Ines. Que? Alamir. Entregarme à Don Alvar. Ines. Esto no que partido en dos mitades el corazone, morirà

con qualquiera que le falte.

que à quien te diò el sèr ultrajen?

Alv. Còmo sufres, Inès mia,

Alonf. Hija, yo: muero gustoso, como tu à tu esposo salves. Alam. Di en fin, lo que determinas. Ines. Sin que al uno delampare, dàr socorro al otro. Alam. Còmo? Ines: Relguardando mis piedades à Don Alvar, y saliendo con mi Esquadron à quitarte à mi padre: Ea, Amazonas Castellanas, ea, parciales, leguidme todas. Dentro. Inès, no amparamos, deslealtades contra nuestro Rey, ninguna te leguirà. Dieg. Estraño lance! Dentr. Entrega à Don Alvar Perez, que alsi acaban tantos males. Inès. Què es lo que decis, villanas? estas vuestras amistades. ion! ¿ isi pagais el que por mis vuestro nombres aclamen? zy el juramento rompeis. de aquel prestado omenage? Dente Contras nuestro Rey, nosestamos obligadas à observarle. Sale Viol. Ya oyes, Inès, lo que todas à voces te perfuaden, y ya estàn determinadas à entregar al Rey las llaves, para que entrando el Castillo, prenda à D. Alvar. Ines. Ha infames! Alv. De poco nos sirvio, Inès, mis dichas, ni tus piedades. Rey. A què elperas? Alam. A què aguardas? Ines. A que no salga triunfante de mi valor mi destino: Alvaro? Alv. Què intentas? Inès. Dame: los brazos, y de esta almena halfa esse profundo valle, midiendo ambos la distancia, y à que lleguen à vengarle tantos, como lo desean; en uno, y otro cadaver, de lu injuria, y su crueldad, solo dos padrones hallen. Elb. Ello no, yo he de morir lolo; pues lolo en alcance mio vienen. Ines. Pues sin the tengo::- Alv. Què, Inès?.. Ines. De arrojaime,

36 por no vèr la muerte tuya; pues aunque mi Rey te ultraje, aunque mi padre fallezca, aunque el Moro me amenace, aunque mis gentes me dexen, nada es tanto en mi dictamen, como el que tu mueras, pues antes que todo es mi amante. Alam. Detente, muger. Alb. Elpera, Inès. Isab. Senora. Viol. Què haces? Rey. Muger varonil! aguarda. Inès. Què quieres? Rey. Què? perdonarte

à tì, y à tu esposo. Alam. Esso lo haràs solo por tu parte, que yo por la mia no quiero: Soldados, à los Valuartes, toca al arma. Rey. Toca al arma, que yo sabrè esse dictamen impedir. Dieg. Ea, Soldados, Indi à la defenia. Tarif. Al combate.

Alam. Y mientras tanto, llevad à esse viejo, y degolladle. vanse. Alons. Poco importa, que una vida, que ya agoniza, le acabe.

Voces. Arma, arma, guerra, guerra. Inès. La que quiera eternizarle, ov me siga. Todas. Todas aora

haran lo que tu mandares. Alv. Ven, Escarpin, que yo hare, que no le salga de valde la empressa al Moro.

Escarp. Ello para todo esto en descalabrarse.

Todos. Guerra, guerra, al arma, al arma. Uno. Al oposito. Otro. Al abance. Dase batalla, retirando las mugeres à los

Moros que assaltan, y los hombres à los que pelean, y sale el Rey.

Escarp. Qual anda la larracina. Rev. Cielos, dudolo anda el trance de la batalla. Inès. Ay de mì!

Rey. Què es esto? Inès. A tus plantas yace, Alamir, que de esta suerte

obran mis temeridades,

porque à Don Alvar perdones. Alam. Que esto mi fortuna traze! Alv. Valgame el Cielo! Rey. D. Alvar, què haceis? Alv. Traerle à lu padre à Dona Inès, y pagarla algo de tanto como hace por mi amor. Dent. Victoria España Ines. Padre, dexame abrazarte. Viol. Ya huyeron tos enemigos. Isab. Mas he muerto de mil canes. Dieg. Bien su escarmiento le llevan

rubricado con su sangre. Alam. Pues aora, gloriolo Rey, solo falta que las paces me concedas. Rey. Yo verè como deben otorgarse; y tù, valerosa Inès,

pues tanto à tu amor constante debe Don Alvar, por tì llegue à mis brazos. Alv. Y en tales

lazos, viva mi lealtad al sur of on eternamente. Rey. Con darte

à Inès, y premiar à entrambos, mi enojo se satisface.

Dieg. Y yo con lograr la mano, senor::- Rey. De quien?

Dieg. De Violante, satisfecho de mis zelos: que pues que vos perdonalteis à Don Alvar, yo tambien tengo los brazos de darle. Alv. Vuestro soy eternamente.

Viol. Dulce sin à tantos males. Alv.y Inès. Si han de lograr estos gustos, venturosos los pesares.

Escarp. Habel, con una mano dos no pueden contentarle. Isab. Si tal. Luquet. Comodobas silv

Isab. Dando al uno A lim ob A ains la mano, y al otro el guante.

Todos. Y con esto, y con un vitor, si acaso à mano se hallare, acabara la Comedia de antes que todo es mi amante.

## Elb che no vo he de morif que partido en dos mitudes

Hallarase esta Comedia, y otras de diferentes Titulos en Madrid en la Imprenta de la calle de la Paz. Año 1757.